

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

#### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

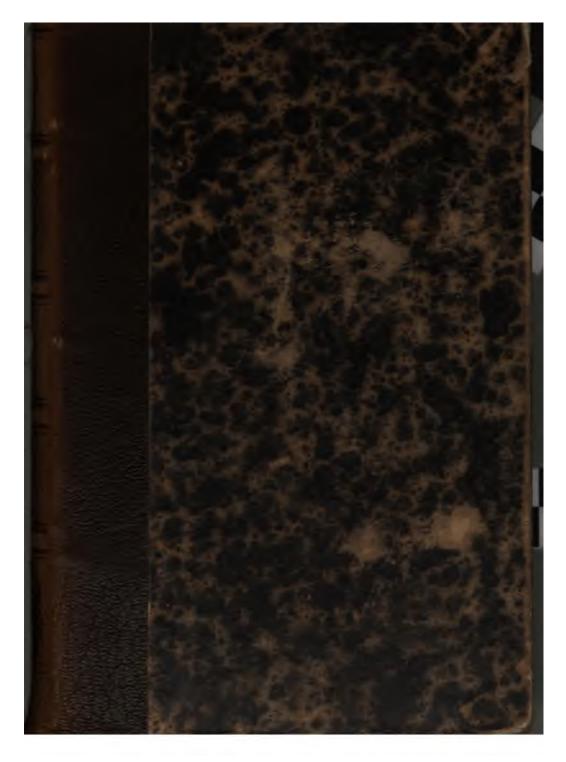







. 





# AGUAS FUERTES

# Obras de Palacio Valdés.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SHR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| El Señorito Octavio (nueva edición), un tomo-<br>Marta y Maria (nueva edición), un tomo<br>Traducida al inglés por Mr. Haskell Dole. Un tomo. New-York.<br>Traducida al ruso por Mr. Pawlosky: publ. en el Diario de Sass<br>Persobargo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   |
| Traducida à la lengua boltemia por O. S. Vetti. Un tomo. Praga,<br>Traducida al sueco por A. Hillman. Un tomo. Stockolmo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| El Idilio de un enfermo (nueva edición), un tomo Traducida al francés por Mr. Albert Savine: publicada en Les Heures én Salon et de l'Atelier. Traducida á la lengua bohemia por Mr. A. Pikhart. Un tomo. Praga. Traducida al inglés por W. T. Faulkner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *   |
| Aguas fuertes, un tomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   |
| Traducida al francès por Mile, Sara Oquendo y publicada en la Renue de la Mode, Paris.  Traducida al inglès por M. C. Smith, Un tomo. New-York. Traducida al alemán y publicada en Interhaltungs-Bellage. Traducida al alemán y publicada en Interhaltungs-Bellage. Traducida al holandes por Mr. Hora Adema y publicada en He Niemos vom den Dog. Amsterdam.  Traducida al aueco por A. Hillman. Un tomo. Stockolmo. Traducida al portugués por Conha e Costa, Publicada en Revita da Semana. Rio de Janeiro. Traducida al teheque por A. Pikhart. Un tomo. Praga. Edición española con prefacio y notas en inglês para el estudio del castellano en Inglaterra y Estados Unidos, por el profesor Mr. Davidson. Un tomo. New-York. London. | *   |
| Riverita (nueva edición), un tomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

| Maximina (nueva edición), un tomo                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Traducida al inglés por Mr. Haskell Dole. Un tomo. New-York.                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| El Cuarto Poder (nueva edición), un tomo  Traducida al holandes por Mr. Hora Adema. Un tomo. Amsterdam.                                                                                                                                                                                                    | 4   |
| Traducida al inglés por Miss Rachel Challice. Un tomo, New-<br>York, Nueva edición inglesa, Grant and Richards, Londres.                                                                                                                                                                                   |     |
| La Hermana San Sulpicio (nueva edición), un                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| tomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   |
| Traducida al francés por Mme. Huc con prefacio de Emile<br>Faguet, de la Academie Française. Un tomo. Paris.<br>Traducida al inglés por Mr. Haskell Dole. Un tomo. New-York,<br>Traducida al holandés y publicada en El Correo de Rotterdam.<br>Traducida al sueco por Mr. A. Hillman, Un tomo. Stockolmo. |     |
| La Espuma (nueva edición), un tomo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   |
| Traducida al inglés por Clara Bell. Un tomo, London.                                                                                                                                                                                                                                                       | 12. |
| La Fe, un tomo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   |
| Traducida al inglés por Miss I. Hapgood. Un tomo. New-York.<br>Traducida al alemán por Mr. Albert Cronau, Un tomo. Leipzig.                                                                                                                                                                                | 17  |
| El Maestrante, un tomo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   |
| Traducida al francés por Mr. J. Gaure, con un estudio preliminar<br>de Mr. Bordes. Un tomo. París.<br>Traducida al inglés por Miss Challice. Un tomo. London.                                                                                                                                              |     |
| El Origen del Pensamiento, un tomo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   |
| Traducida al francès por Mr. Dax Delime: publicada en la Revue<br>Britannique.                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Traducida al inglés por L Hapgood: publicada en The Cesmo-<br>pulitam, con ilustrationes de Cabrinety.                                                                                                                                                                                                     |     |
| Los Majos de Cádiz, un tomo                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   |
| Traducida al holandés por Mary Hosa Adema, Un tomo, Amsterdam,                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| La Alegría del Capitán Ribot, un tomo                                                                                                                                                                                                                                                                      | A   |
| Tradocida al francés por C. du Val Asselin: publicada en Le                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Traducida al înglês por Minna C. Smith. Un tomo. New-York,<br>Traducida al holandês por el Dr. A. Fokker. Un tomo. Ams-                                                                                                                                                                                    |     |
| terdam. Edición española con notas en inglés y vocabulario para el estu- dio del castellano, por los profesores Morrison y Churchman. Un tomo. New-York. London,                                                                                                                                           |     |
| La Aldea perdida, un tomo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   |
| Tristan ó el pesimismo, un tomo                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   |



#### **OBRAS COMPLETAS**

DE

# D. ARMANDO PALACIO VALDÉS

## TOMO X

# AGUAS FUERTES



MADRID

Librería general de Victoriano Suárez.

PRECIADOS, NÚMERO 48



264 Historia

#### ES PROPIEDAD DEL AUTOR

**医型性** 

YWAWWI GWOWATZ

# EL RETIRO DE MADRID





I

## Mañanas de Julio y Junio.



NTRE las muchas cosas oportunas que puede ejecutar un vecino de Madrid durante el mes de Junio,

pocas lo serán tanto como el levantarse de madrugada y dar un paseo por el Retiro. No ofrece duda que el madrugar imprime carácter y comunica superioridad. El lector que haya tenido arrestos para realizar este acto humanitario, habrá observado en sí mismo cierta complacencia no exenta de orgullo, una sensación deliciosa semejante á la que habrá experimentado Aquiles después de arrastrar el cadáver de Héctor en torno de las murallas de Ilión. El heroísmo presenta diversas



Cuando madrugamos para ir á tomar chocolate malo al restaurant del Retiro, una voz secreta que habla en nuestro espíritu nos regala con plácemes y enhorabuenas. Nuestra personalidad adquiere mayor brío, nos sentimos fuertes, nobles, serenos, admirables. Los barrenderos detienen la escoba para mirarnos, y en sus ojos leemos estas ó semejantes palabras: «¡Así se hace! ¡Mueran los tumbones! ¡Usted es un hombre, señorito!» Y en testimonio de admiración nos echan media arroba de polvo en los pantalones.

El día que madrugamos no admitimos más jerarquías sociales que las determinadas por el levantarse temprano ó tarde. Todas las demás se borran ante esta división trazada por la misma naturaleza. Los que tropezamos paseando en el Retiro adquieren derecho á nuestra simpatía y respeto; son colegas estimables que forman con nosotros una familia aristocrática y privilegiada. Á la vuelta, cuando encontramos á algún amigo que sale de su casa frotándose los ojos, no podemos menos de hablarle con un tonillo impertinente que acusa nuestra incontestable superioridad.

Pero no todo es tomar chocolate malo en el Retiro durante las mañanas de Junio. Lo primero que hay que ver es al sol levantándose majestuoso por encima del parque, al principio espar-

ciendo una luz triste y blanca que viene á besar friamente el Rege Carolo III de la puerta de Alcalá, después otra rojiza y más alegre que tiñe los muros de las primeras casas con que tropieza, finalmente la vívida, risueña y esplendorosa que le caracteriza. El cortejo de nubecillas que le acompaña en su ascensión, es de lo más gracioso y elegante que pueda verse. Todas ellas van vestidas de un modo caprichoso y pintoresco, y ejecutan pasos de gran dificultad y efecto en torno de su director. Los madrileños, sin embargo, no son aficionados á esta clase de espectáculos. Prefieren ver alzarse á la luna, disfrazada de queso, en el escenario del Teatro Real, oportunamente evocada por los trinos solemnes de una mezzosoprano. Hay razón plausible para esto. El sol tiene el deber de salir todos los días, haga frío ó calor, al paso que la luna unicamente cuando el empresario lo considera oportuno. Si el sol no se prodigase tanto y se hiciese pagar algo más, yo creo que tendría mucha mayor reputación. Por ejemplo, haciendo tres ó cuatro salidas cada año, v anunciando los periódicos que «el más eminente de nuestros astros hará su debut el martes á primera hora y que todas las localidades están vendidas con anticipación, se me ocurre que los revendedores de sillas en el Retiro harían negocio

Después del sol, lo más notable que yo encuen-

tro en el Retiro son las modistas. Este respetabilisimo gremio, aún más bello que respetable, se pone en contacto con la naturaleza al llegar el mes de Junio. Impidiéndoles sus numerosos quehaceres ir á pasar una temporada á San Sebastián ó á Biarritz, y necesitando por fuerza dar alguna expansión á los sentimientos poéticos de su alma, eligen nuestras hermosas costureras el Retiro como campo de sus excursiones matinales. Los árboles, los pájaros, las flores, cuando no son de papel, ofrecen sin duda mayores atractivos. Nada hay que apetezca tanto una modista de corazón como el estado primitivo conforme con la naturaleza. Durante el invierno, su espíritu yace dormido mientras las manos trabajan afanosas debajo de la lámpara de retróleo; mas al llegar el mes de Mayo, cuando el cuerpo empieza á sentir calor, el alma también lo siente, despiertan la égloga y el idilio, se sueña con verdes praderas esmaltadas de flores, con arroyos bullidores y cristalinos, con grutas frescas y sombrías y con hermosos zagales que aguardan en ellas la dulce recompensa de sus rendidas instancias. Entonces la modista, como primera manifestación de la influencia que ejercen sobre ella tales puras ideas y tales visiones risueñas, se despoja del corsé; y si es de temperamento verdaderamente apasionado y guarda en su corazón el mundo de tiernos é inefables sentimientos que es de esperar, se queda con poca, con poquísima ropa. Se levanta muy tempranito, y sin aguardar el landau, toma el camino del Retiro en compañía de sus amigas predilectas y de algunos menestrales distinguidos. ¡Que fresca y que risuena! ¡Como brillan sus grandes y hermosos ojos negros! ¡Cómo palpita de alegría su seno delicado! El grupo va dispuesto à olvidar por algunos instantes las ridículas ceremonias sociales, los refinamientos empalagosos de la vida madrileña, y volver en lo que cabe al estado natural. Al efecto marchan todos bien provistos de los enseres y artefactos propios de una civilización primitiva y que se supone han usado más comúnmente nuestros primeros padres: aros, cuerdas, trompos, volantes, etc., etc. Nuestra modista, según va llegando à la Arcadia municipal, adquiere mayor desenvoltura, y en sus movimientos y ademanes adviértese la influencia que ejercen sobre ella las ideas campestres. Charla, corre, rie, salta, grita, v se autoriza con sus compañeros las inocentes libertades que acostumbran en los bosques las pastoras con los zagales; les tapa los ojos con las manos, les da pellizcos, les quita el sombrero y les tira por las narices de un modo sencillo, encantador, conforme en un todo con las leves de la naturaleza.

Así que entran en el parque y eligen un sitio a propósito, silencioso, umbrío, embalsamado por las acacias, empiezan los juegos. La costurera es un portento de gracia y habilidad en saltar la cuerda, tirar el volante y chillar como una golondrina. ¡Qué linda está brincando y haciendo carocas á los señoritos que acuden al reclamo de los chillidos! El juego la vuelve á los días de su infancia, y en consecuencia se sienta sobre las rodillas de sus amigos y les ordena que le aten las trenzas del cabello, sin pasársele por la mente que estas escenas despiertan en los señoritos que las presencian ideas vituperables de adquisición. Nadie diría, al ver aquella gracia inocente y modesta, que nuestra heroína ha corrido algunas borrascas en las berlinas de punto y conoce los misterios de la calle de Panaderos tan bien como D. Antonio San Martín. En ciertas ocasiones. rendida, jadeante, las mejillas inflamadas, los ojos brillantes y el cabello desgreñado, la he visto separarse del juego y tomar el brazo de algún zagal sietemesino con guantes amarillos. La he visto seguir lentamente una calle solitaria de árboles y perderse con él entre el follaje. ¿Iban tal vez en busca de alguna gruta fresca y solitaria como aquella en que la esposa de Salomón dejó olvidado su cuidado? No lo sé. En la vida del campo hay misterios inefables que sería más grato que prudente el escrutar.





# II

## El estanque grande.

PENAS se deja atrás la famosa puerta de Alcalá y se dan algunos pasos por la calle de árboles que nos aterior del Retiro, empieza á refrescar

lleva à lo interior del Retiro, empieza à refrescar el rostro un vientecillo ligero y húmedo, y con infulas de marino. El corazón y los pulmones se dilatan, se cierran involuntariamente los ojos para recibir el beso blando de aquella brisa, y acuden vagamente à la memoria playas, olas, peñascos, barcos, gaviotas y sobre todo los horizontes dilatados del océano que convidan à soñar. Continuad, continuad con los ojos cerrados; no temáis tropezar con nada; la calle es ancha y los coches no ruedan por aquel sitio. Durante algunos mo-

mentos podéis meceros sin riesgo en esa grata ilusión marítima por la cual habéis pagado ya vuestra contribución.

Yo no diré que cuando abráis los ojos os encontréis frente al mar: semejante exageración serviría tan sólo para desacreditar los nobilísimos propósitos del poder ejecutivo, dado que éste nunca pensó, á mi entender, en fundar un océano en Madrid, y sí únicamente un epítome ó compendio de él. Pero si no frente al mar, os halláis por lo menos frente á una cantidad de agua que divertirá y lisonjeará vuestras aficiones marinas, aunque no las satisfaga por entero. Las audacias de tal masa de agua están refrenadas por unos sencillos muros de ladrillo, sobre los cuales hay una verja de hierro no muy alta.

Cuando os inclinéis sobre esta verja para examinar de cerca el océano del Ayuntamiento, tal vez convengáis con la mayoría de los vecinos de Madrid en que sus aguas no son lo bastante limpias y claras, y que la Corporación municipal haría muy bien en renovarlas con frecuencia si se propone, como es lo más seguro, halagar con ellas los sentimientos naturalistas y poéticos del vecindario. No obstante, en ocasiones, esas aguas verdes y cenagosas se rizan blandamente al soplo de la brisa, lo mismo que el lago más hermoso, y á veces también, en la hora del mediodía, estando el cielo límpido, despiden vivos y gratos reflejos

azules. Le pasa al estanque lo que à las mujeres feas; todas ellas tienen instantes, posturas ó movimientos agradables.

He indicado como lo más seguro que la fundación de dicho estangue débese a la conveniencia de infundir en el espíritu del pueblo madrileño ciertas tendencias poéticas y naturalistas. En electo, el Ayuntamiento ha comprendido (como no podía menos de comprender) que en las grandes capitales como ésta, el amor de la naturaleza anda muy descuidado. Por consecuencia de ello, la sensibilidad del vecindario no recibe el cultivo indispensable para preservarlo de las garras del grosero positivismo. Así que ha hecho y hace laudables esfuerzos por mantener vivo en todas las clases sociales un romanticismo urbano y municipal en armonia con las necesidades del corazón y con la partida que en el presupuesto se le destina. Ningún orden de la naturaleza se ha escapado á su beneficiosa gestión. Las selvas umbrosas é impenetrables, llenas de colores y armonías que se admiran en las soledades de América, están representadas por las espesuras del Retiro y por los bosques de la plazuela de Oriente, de la plazuela de Santo Domingo y otras plazuelas menos conocidas. El prurito de contemplar y recrearse con las altas montañas sobre cuya cima el pensamiento del hombre, como las nubes del espacio, reposa de sus fatigas, encuentra dulce satisfacción

en la montaña rusa. Y por último, la aspiración enérgica del espíritu á meditar tristemente ante la inmensidad del océano que nos revela los arcanos de lo infinito, obtiene respuesta adecuada, si no cumplida, en las riberas del estanque grande. Aquí, sin embargo, se ofreció una pequeña dificultad. Es verdad que la contemplación del mar enaltece mucho el espíritu y lo purifica, pero no es menos cierto que también lo turba y oscurece con sus ásperas impresiones. Á fin de hacer frente á este peligro psicológico, el Ayuntamiento quiso acudir à un expediente seguro; acudió à la cooperación de los cisnes y los patos. En efecto, estos animales acuáticos, por su mansedumbre y afabilidad, son muy aptos para infundir en el corazón del hombre risueñas ideas y sentimientos de paz, y á propósito, por tanto, para contrarrestar la impresión fuerte y abrumadora que no puede menos de dejar en el ánimo un estanque de la magnitud de el del Retiro. Se introdujeron, pues, en dicho estanque como obra de una docena de tales animales entre cisnes y patos, encargados de secundar los generosos planes del Municipio, recibiendo por ello el necesario alimento. Y debemos manifestar en conciencia que las inocentes aves desempeñan su papel con maestría y ganan sus cortezas de pan honradamente. Véase si no cuán gallardamente cruzan el estanque en todas direcciones, cual si resbalaran por el agua á impulso del

viento y no por virtud del movimiento de sus palmas. Observemos sus posturas caprichosas y fantásticas; de qué modo tan pintoresco extienden las alas sobre el agua, levantando nubecillas de espuma, ó sumergen la cabeza para atrapar un insecto, ó la ocultan bajo el ala, ó levantan el vuelo inesperadamente para dejarse caer á los pocos pasos llenos de pereza y molicie sobre su elástico lecho, como un sátrapa sobre su diván de pluma. Nadie dudará que todo esto ofrece un tinte tan bucólico y pastoril, que no puede menos de producir el efecto apetecido. Por muy exaltado que el ánimo se encuentre, es imposible que no ceda á los esfuerzos combinados de aquella docena de patos.

Navegan también en el estanque muchedumbre de botes, lanchas, canoas y otras embarcaciones de diversas formas y tamaños. Los días de fiesta suele cruzar por el horizonte un vapor que no se cansa jamás de silbar. Parece un espectador de los dramas de Catalina. He querido averiguar cuál era el precio del pasaje, y me han dicho que por recorrer todas las costas del estanque, deteniéndose en los puntos más notables y dignos de verse, se pagaba, en cámara de primera, diez céntimos. Pero es fácil de comprender que estos viajes de itinerario forzoso no convienen más que á las personas de poca imaginación y de sentimientos vulgares y limitados. Los espíritus fantásticos y aventureros gustan más de viajar sin itinerario. Hay, pues, mu-

cha gente que prefiere tripular los botes y canoas navegando sin rumbo prefijado y deteniéndose donde bien les place el tiempo que tienen por conveniente. El amor á la naturaleza y el deseo de conocer las rudas faenas de la mar les arrastra á despojarse de la levita y á empuñar los remos con las manos cubiertas de sortijas. Desde este momento su fisonomía se contrae duramente y toma la expresión siniestra y terrible de los piratas. Sus movimientos son torpes y pesados como los de un lobo de mar. Cuando pasan cerca de la costa y ven una niñera más ó menos gentil que les contempla absorta y admirada, se suelen guiñar el ojo con cierta malicia ruda, exclamando con voz ronca: «¡Ohé, muchachos, una fragata á barlovento!»

Á otros les da por lo sentimental, y el espectáculo de las aguas dormidas del lago les recuerda las novelas venecianas ó las baladas de la Suiza. Se dejan balancear dulcemente, inmóviles y apoyados sobre el remo, fijan la vista en un punto del espacio con expresión amarga, propia de corazones lacerados, y prorrumpen á veces en tiernas barcarolas que han aprendido en el Teatro Real.

Lo mismo las aventuras maravillosas de los unos que las barcarolas de los otros cesan repentinamente así que se escucha una voz poderosa, inmensa como la de Neptuno, que llega en alas del viento á todas las riberas del estanque:—«Esquife número siete (pausa solemne)... la hora». Inme-

diatamente la embarcación, después de ejecutar las maniobras indispensables, dirige su rumbo hacia el puerto. Si llega con felicidad á él, como ordinariamente acontece, la tripulación, rendida y jadeante, no tarda en saltar sobre el muelle limpiándose los pantalones con el pañuelo para después restituirse alegremente al seno de sus familias.







## III

### La Casa de fieras.

o sé de cuándo data la institución de que quiero dar cuenta. Es posible que haya nacido bajo el

gobierno paternal del Sr. Moyano, aunque no lo afirmo. Antes de ponerme á escribir acerca de ella, quizà debiera examinar algunos documentos referentes á su erección y desenvolvimiento, á fin de que las futuras generaciones, cuando lean el presente estudio, sepan á quién deben las fieras el piadoso hospital que hoy disfrutan. Prefiero, no obstante, improvisar algunas cuartillas, que caerán fuera de los dominios de la ciencia histórica, hacia la cual me siento antes de almorzar poco inclinado.

A unas cien varas del estanque grande se alza el famoso hospicio donde un gobierno atento á las necesidades morales de sus contribuyentes ha colocado media docena de bestias feroces y veinte ó treinta micos, con el objeto de recrear y al propio tiempo vigorizar á la guarnición de Madrid. Así como los cisnes del estanque reciben sus emolumentos para despertar en los indígenas ideas bucólicas y sentimientos pastoriles, las alimañas de la Casa de fieras han venido adrede de los desiertos de África para infundir en la clase de tropa la ferocidad que suele perder en el trato intimo de criadas y costureras. Y es de admirar realmente el acierto que ha presidido á la elección de estos terribles animales y con qué esmero se ha procurado utilizar sus diversas aptitudes. Por ejemplo, á nadie puede caber duda de que el león ha sido traído para despertar en el corazón de los espectadores la nobleza y la bravura, como el. leopardo la fiereza, el lobo la rapidez, la hiena la crueldad, el mono la astucia y el oso la calma. La española infantería, al recorrer por las tardes en la grata compañía de sus patronas las jaulas del establecimiento, se siente regenerada y dispuesta á habérselas con todo linaje de republicanos feroces y dañinos, mansos ó amansados.

Las fieras, como es lógico, conocen de vista á todos los reclutas de la guarnición, y no sólo á los reclutas, sino á sus parientes y amigos. El mejor obsequio que se puede hacer á un forastero después de beber unas copas de ron y marras-

quino, es llevarle à la Casa de fieras y pasearle un buen rato en torno de la jaula de los monos. Anda, anda, que *Grabiel* bien se divierte por allà por Madrid... No se esté con *cudiao* por él, tia Rosa... toa la tarde se la pasa mira que te mira à los micos en un sitio que llaman la Casa de fieras, que le digo, así Dios me salve, que no hay otra cosa que ver en Madrid.

El soldado español es, además de bizarro, sufrido, frugal, pundonoroso, etc., etc., chispeante en el pensamiento y ático en la frase. Nadie lo ha puesto en duda. Pues bien; esta sal y este aticismo con que la naturaleza dotó à nuestro ejército, v muy singularmente al arma de infanteria, se aumenta en un cincuenta por ciento lo menos cuando pasea por los jardines de la Casa de fieras. En aquellos amenos parajes, delante de la jaula del león africano, ó del tigre de Bengala, ó del titi de las Indias, es donde el regocijado ingenio de nuestros reclutas derrama los tesoros de su gracia; allí donde se escuchan las frases espirituales, los dichos agudos; alli donde revientan los epigramas acerados, los discretos razonamientos. Parado frente á la jaula del leopardo, que duerme tranquilo en un rincon, el recluta suele decirle en tono de zumba: - «¡Anda tú, dormilón! ¿No te cansas de dormir, tuno? ¿Estás a gusto, eh, gran ladron? - Pasa inmediatamente à la del leon y vierte sobré él otra granizada de chistes .- \* [Miale,



El recluta se hincha en tales ocasiones porque tiene público. En pos de él hay siempre media docena de robustas criadas de la Alcarria que le escuchan embelesadas y le siguen con afán. ¡Cómo se desternillan de risal ¡Cómo paladean los chistes del donoso soldadol Nadie penetra como ellas el sentido íntimo de sus frases, ni puede apreciar tan bien la delicadeza nerviosa de su humorismo. Entre el recluta y las criadas se engendra inmediatamente una misteriosa corriente de simpatía, mediante la que el fondo poético de sus corazones y todos los dulces pensamientos y vagas aspiraciones de su espíritu se confunden. El soldado siente en el occipucio los ojos de las alcarreñas que le excitan á mostrarse cada vez más agudo v espiritual, y éstas advierten con inocente alegría que aquel derroche de gracia y de ingenio no es otra cosa que un fervoroso homenaje de adoración que el gentil recluta les dedica. Allá, á la hora del crepúsculo, cuando las nieblas descienden al fondo de los valles y el céfiro pliega sus alas sobre las flores, Manolo suele pegar un tremendo empujón á su amigo Grabiel que le hace caer sobre el grupo de criadas, las cuales reciben el golpe como una manifestación de respeto y galantería. A partir del empujón, entre reclutas y criadas se establece una amistad inalterable. Y la ferocidad que el ejército ha ganado por un lado la pierde inmediatamente por otro, viniendo abajo de esta suerte la obra paternal de la Administración.

Antes de dar por terminado este artículo, necesito delatar á la Corporación municipal un abuso que redunda en menoscabo del país y descrédito de la importante institución en que me estoy ocupando. Por muy sensible que me sea el decirlo, es lo cierto que las fieras del Municipio no cumplen debidamente con su cometido, ¿Para qué han sido traidos estos animales de los desiertos de África y Asia á costa de mil sacrificios pecuniarios? Ya hemos dicho que para infundir energia y vigorizar al pueblo y al ejército. Pues bien; yo no se cômo han llenado su deber en los primeros tiempos: mas actualmente puedo decir que están muy lejos de desempeñarlo con la exactitud y el celo apetecidos. En vez de mostrar una actitud imponente que sobrecoja y atemorice el ánimo, en vez de rugir y echar centellas por los ojos, y sacudir las rejas de la jaula con el aparato del que quiere saltar fuera y devorar en un credo á todos los espectadores, se pasan la mayor parte del día en letargo vergonzoso, tirados en un rincón como objetos inanimados, sín que las excitaciones del respetable público logren hacerles menear siquiera



Es necesario cortar este abuso. ¿Cómo? Buscando el origen y destruyendo la causa. El origen de tal apatía y negligencia por parte de estos animales no puede ser otro que el no dárseles el sustento necesario. Las bestias de la Casa de fieras pertenecen á la clase docente, y como el profesorado en general, están mal retribuídas: tienen los huesos salientes, el pellejo arrugado, el aspecto miserable y triste. Un profesor amigo mío (que tambi.n tiene los huesos salientes y el pellejo arrugado) me decía no ha mucho tiempo que él no enseñaba más ciencia que la equivalente á los catorce mil reales que le daban. Las fieras deben de seguir el mismo sistema. Auménteseles, pues, el sueldo, déseles las piltrafas suficientes, y el Ayuntamiento verá sus cátedras de energia y ferocidad perfectamente desempeñadas.



### IV

#### El paseo de los coches.

tamiento y en las columnas de los periódicos. Los peones nos defendimos bizarramente. Hicimos esfuerzos increibles para salvar nuestro Retiro de la feroz invasión; pero quedamos vencidos. En las hermosas calles de árboles nunca profanadas, chasquearon las herraduras de los caballos, y los modernos conquistadores, los bárbaros de la riqueza entraron soberbios, arrollándonos entre las patas de sus corceles.

Viviamos felices y tranquilos, y à veces nos deciamos: — «Tenéis los teatros, los salones, la Casa de Campo, la Castellana, sois los dueños de Madrid; pero nosotros poseemos el Retiro. Para gozar el aroma de sus flores, la frescura de sus árboles y la grata perspectiva de sus calles, es necesario que dejéis vuestro coche á la puerta y ensuciéis un poco la suela de los zapatos. Porque el Retiro está hecho por Dios y por el Ayuntamiento para nosotros, exclusivamente para nosotros los villanos.»

Mas he aqui que un día se les antoja á los bárbaros penetrar con sus carros, con sus mujeres é hijas en nuestro delicioso campamento. Cayeron los árboles más ó menos seculares, y sus hojas sirvieron de alfombra á los triunfadores. También nuestras frentes humilladas les sirvieron de alfombra.

Y lo peor de todo es que, imitando la crueldad de los soldados de Alarico y Atila, nos han llevado y nos llevan atados á su carro. He conocido á un joven que luchó valerosamente contra la invasión desde las columnas de *La Correspondencia*. Recuerdo cierto suelto de su mano que decía: «No es exacto que el Municipio trate de abrir en el Retiro un paseo para los carruajes.» Este suelto cayó como una bomba en el campo enemigo, haciendo en él graves destrozos, y estuvo á punto de dejar fallidas sus esperanzas. Pues bien, á este mismo joven le he visto después ignominiosamente atado á la carretela de un bárbaro, que le llevaba á un paso muy superior á sus piernas.

Y la hija del bárbaro aún parece que se reía de él.

Algunos refieren la historia del paseo de coches diciendo que á cierto caballo inglés, hastiado de tanto ir v venir à la Castellana, acometido del spleen y en peligro inminente de suicidarse, se le puso un dia entre las dos orcjas el hollar los jardines privilegiados; insinúa su extravagante deseo al amo, le da algunas razones, y últimamente le persuade à que interponga su influencia para que de alli en adelante se extienda el privilegio de los bipedos á los caballos lucios y bien educados, El amo, que era regidor, lo propuso en concejo, y pronunció con tal motivo un bello discurso, donde expuso a la consideración del Ayuntamiento los argumentos capitales que su jaca le había insinuado. Armóse el consiguiente motin; los bipedos se resistieron á abandonar sus franquicias, acudieron á la prensa, dijeron que el echar árboles al suelo era propio de los pueblos primitivos, y que es muy fácil construir una casa, pero que un árbol nadie lo construye más que la naturaleza; habiaron del hacha devastadora y se autorizaron el dudar de los sentimientos poéticos de los concejales, Á tales afirmaciones contestó el potro inglés, por boca de su amo, diciendo que no eran más que «huecas declamaciones», y que cuando el paseo estuviese abierto y terminado, ya se veria. Y en efecto, después se vió que el po-



No está trazado en línea recta como el de la Castellana, porque no tiene por objeto despertar en el vecindario ideas generales, sino que forma una curva graciosa y bastante prolongada, que se extiende desde la Casa de fieras hasta la estatua del Angel caído, en torno de la cual giran los carruajes al dar la vuelta; es un Luzbel doblado por el espinazo, el cuello descoyuntado y los músculos tendidos, que parece un artista ecuestre del circo de Price. Sus colegas de acá, otros ángeles caídos que suelen llamarse «la Tomasa, la Adela, la Paz, la Asunción, etc.», al cruzar por su lado le miran con soberano desdén. Ninguno ha caído como él en medroso despeñadero; todos han venido á dar sobre algún milord con dos caballos.

En este moderno paseo se cita y emplaza la sociedad elegante en las tardes de invierno, para gozar el inefable deleite de contemplarse un par de horas, después de lo cual se apresura á ir á comer y escapa á uña de caballo á contemplarse de nuevo en el Real otras tres ó cuatro horitas. Parece una sociedad de derviches: el goce supremo es la contemplación. Hay hombre que se queda calvo, y defrauda al Estado, y arruina á varias familias, solamente para que dos caballos le

lleven à todas partes à contemplar à otros hombres, que también se han quedado calvos y han defraudado al Estado y à los particulares connel mismo objeto. Los madrileños, mejor que ningún otro pueblo antiguo ó moderno, han llevado al refinamiento este goce exquisito. En las iglesias, en los teatros, en el paseo, en los salones, se apuran todos los medios de contemplarse con más comodidad. Cuando viene el calor, y es fuerza salir de Madrid y separarse, entonces la sociedad vuela à las playas de San Sebastián, à fin de no perderse un instante de vista.

De cinco á cinco y media de la tarde está e paseo en todo su esplendor. Un millar de coches se apiña en la no muy ancha carretera, de tal suerte, que no hay medio de caminar por ella: á veces tardan en dar una sola vuelta más de hora y media, lo cual constituye, como es fácil de comprender, el encanto de los que perennemente los ocupan. De esta guisa, la contemplación es más fácil y más intensa. Las señoras levantan suavemente las sombrillas para mirar por debajo de ellas á otras señoras, que de igual manera dejan caer las suyas y pagan mirada por mirada. Hace ya muchos años que se miran y llevan por cuenta los vestidos, los coches, los caballos, los queridos, las pulseras, el colorete y hasta los lunares que gastan. Así que, ordinariamente, se habla muy poco. Sólo de vez en cuando alguna dama comunica á su compañera en voz baja y estilo telegráfico ciertas explicaciones de poca monta:

- Has visto à Bermejillo?
- -Sí.
- -¿Va detrás de Enriqueta?
- -Si.
- Y de nuevo guardan silencio.
- Has visto à la de Quintanan
- -Hasta ahora no.
- -¿Y à la de Beleño?
- -Tampoco.

La dama se calla otra vez, pero experimenta leve disgusto. Para que se vaya á casa satisfecha y coma con apetito, es preciso que estén en el paseo la de Quintanar, la de Beleño, la de Casagonzalo, la de Trujillo, la de Torrealta, la de Villavicencio, la de Córdova, la de Perales, la de Vélez Málaga y la de Cerezangos, á quienes está viendo hace veinte años, en todos sitios y á todas horas: si no, se marcha malhumorada, diciendo que el paseo estaba muy cursi. Los cocheros y lacayos, desde lo alto de los pescantes, dejan caer miradas olimpicas sobre las carrozas, y murmuran de vez en cuando alguna frase insolente v obscena á propósito de las damas que pasan cerca; ó examinan fijamente las libreas de sus compañeros, proponiéndose exigir otras iguales de sus amos. Los caballos, aburridos, se contemplan sin

cesar, y guardan silencio como sus señores. Tal vez que otra, no obstante, dejan caer, entre resoplidos y cabezadas, alguna observación punzante acerca de sus colegas:

- —¡Vaya unos arreos lucidos que les han echado encima á los jacos de Villamedianal ¡Me da risal
- -¿Qué otra cosa quieres que les pongan, chico? ¡Si son dos burros sin orejas!
  - -¿Y qué te parece del tren de Rebolledo?
- Que esos potros son tan ingleses como el forro de mis pezuñas.

Así hablan los caballos á menudo; y á menudo también los amos.

Por una de las calles laterales y antiguas caminan los bípedos de la burguesía, contemplando sin pestañear el fastuoso cortejo de los cuadrúpedos aristocráticos. Cuando se cansan de caminar, toman asiento en las sillas metálicas puestas allí adrede para mirarse cómodamente. Numerosas y respetables familias, cuyos jefes sirven dignamente á la Administración pública, se autorizan diariamente el sabroso placer de ver pasar en procesión á las damas y caballeros que en Madrid gastan coche. La vida cortesana ofrece vivos y punzantes atractivos. El jefe de familia la encuentra demasiado agitada cuando llega á su casa.

Ciñendo la carretera, con el rostro vuelto hacia los coches, suelen cruzar á paso largo algunos señoritos de palo, con el felpudo sombrero ladeado, puños salientes, levita abrochada hasta la nuez y báculo. Llevan dentro un resorte que en ciertos momentos les obliga á detener el paso, llevar la mano al sombrero, agitarlo en el aire, ponérselo otra vez y seguir andando.

Y el sol, por no ser menos que todos, contempla con ojo de moribundo esta escena interesante enfilando sus rayos oblicuos entre los árboles y levantando mil graciosos reflejos en el barniz de los coches, en el cristal de las linternas y en el metal de los botones de cocheros y lacayos. Antes de morir envuelve con suave caricia la pompa abigarrada de aquella muchedumbre, que no tiene ojos más que para si misma, hace brillar los arreos de los caballos y las joyas de las señoras, tiñe de vivos colores la seda de los vestidos y ex- tiende un manto brillante de oro sobre la inmóvil y silenciosa comitiva. Los árboles recogen con más placer que los hombres el último beso del astro del día, y entre sus copas frondosas surgen gratas y fugitivas luces. Á la izquierda el puro azul del cielo se deja ver, desvaído ya y marchito, y su fondo luminoso queda cortado á trechos por las formas rigidas de alguna conifera ó por los tricornios de los guardias que permanecen clavados á sus caballos, y los caballos á la tierra como verdaderas estatuas. En el medio de la curva que el paseo describe, hay abierto un boquete sin árboles, por donde se contempla el paisaje: parece un enorme balcón desde donde se divisan algunas leguas de tierra árida como toda la que rodea á Madrid. Este paisaje sólo es bello á la caída de la tarde. Entonces las brumas del crepusculo, traspasadas un instante por los rayos del sol, matizan delicadamente la vasta planicie, las colinas lejanas flotan en una neblina azulada, y sobre ellas resaltan como puntos blancos algunos caserios. Los juegos de la luz fingen en la llanura bosques, campos, ríos y pueblos que no existen: es un país falso y teatral que guarda cierta semejanza con el fondo del cuadro de las Lanzas, de Velázquez; pero cautiva la vista por su esplendor, y dilata el pecho por su inmensidad.

El vapor luminoso que por aquella parte envuelve el paseo, amortiguando los vivos colores
de las sombrillas, borrando los elegantes contornos de los caballos, esfumando las facciones de las
damas y prestándole à todo aspecto escenográfico, pierde lentamente su brillo y se transforma
en un polvo ceniciento que cae del cielo como heraldo de la noche. La noche se llega al fin. El sol
sepulta sus fuegos en los confines de la yerma llanura; algunas nubecillas finas y delgadas, como
rayas trazadas en el firmamento, después de ennegrecerse fuertemente, concluyen por desaparecer. El paseo pierde todo su esplendor; ya no es
mas que un grupo numeroso de coches sin brillo
ni poesía. La comitiva siente casi al mismo tiem-

po un leve temblor de frío. Las señoras se embozan en los chales y tiran hacia sí las pieles que cubren sus rodillas; los caballeros se esfuerzan en meterse los abrigos y agitan los brazos en el aire como aspas de molino; piafan los caballos pensando en las próximas dulzuras del pesebre, y los aurigas chasquean el látigo enderezándolos ya hacia la ciudad. En pocos minutos queda la carretera desierta. Los peones que, como es natural, permanecen rezagados, escuchan algún tiempo el ruido de los coches como un rumor distante de olas que se estrellan.



# EL PÁJARO EN LA NIEVE





## EL PAJARO EN LA NIEVE

(NOVELA)

RA ciego de nacimiento. Le habían enseñado lo único que los ciegos suelen aprender, la música; y fué

en este arte muy aventajado. Su madre murió pocos años después de darle vida; su padre, músico
mayor de un regimiento, hacía un año solamente.
Tenía un hermano en América que no daba cuenta
de sí: sin embargo, sabía por referencias que estaba casado, que tenía dos niños muy hermosos y
ocupaba buena posición. El padre, indignado,
mientras vivió, de la ingratitud del hijo, no quería
oir su nombre; pero el ciego le guardaba todavia
mucho cariño. No podía menos de recordar que

aquel hermano, mayor que el, había sido su sostén en la niñez, el defensor de su debilidad contra los ataques de los demás chicos, y que siempre le hablaba con dulzura. La voz de Santiago, al entrar por la mañana en su cuarto diciendo: « [Hola, Juanitol arriba hombre, no duermas fanto , sonaba en los oídos del ciego más grata y armoniosa que las teclas del piano y las cuerdas del violín. ¿Cómo se habia trasformado en malo aquel corazón tan bueno? Juan no podía persuadirse de ello, y le buscaba un millón de disculpas. Unas veces achacaba la falta al correo; otras se le figuraba que su hermano no que ría escribir hasta que pudiera mandar mucho dinero; otras pensaba que iba à darles una sorpresa el mejor día presentándose cargado de millones en el modesto entresuelo que habitaban; pero ninguna de estas imaginaciones se atrevía á comunicar á su padre. Únicamente cuando este, exasperado, lanzaba algún amargo apóstrofe contra el hijo ausente, se atrevia á decirle: « No se desespere usted, padre; Santiago es bueno; me da el corazón que ha de escribir uno de estos días ».

El padre se murió sin ver carta de su hijo mayor, entre un sacerdote que le exhortaba y el pobre ciego que le apretaba convulso la mano, como si tratase de retenerle á la fuerza en este mundo. Cuando quisieron sacar el cadáver de casa sostuyo una lucha frenética, espantosa, con los empleados fúnebres. Al fin se quedó solo; pero ¡ qué soledad la suya! Ni padre, ni madre, ni parientes, ni amigos: hasta el sol le faltaba, el amigo de todos los seres creados. Pasó dos días metido en su cuarto, recorriéndolo de una esquina á otra como un lobo enjaulado, sin probar alimento. La criada, ayudada por una vecina compasiva, consiguió al cabo impedir aquel suicidio. Volvió á comer y pasó la vida desde entonces rezando y tocando el plano.

El padre, algún tiempo antes de morir, había conseguido que le diesen una plaza de organista en una de las iglesias de Madrid, retribuída con tres pesetas diarias. No era bastante, como se comprende, para sostener una casa abierta, por modesta que fuese; así que, pasados los primeros quince días, nuestro ciego vendió por algunos cuartos, muy pocos por cierto, el humilde ajuar de su morada, despidió à la criada y se fué de pupilo á una casa de huéspedes pagando dos pesetas. La que restaba bastábale para atender à las demás necesidades. Durante algunos meses vivió el ciego sin salir á la calle más que para cumplir su obligación; de casa á la iglesia, y de la Iglesia á casa. La tristeza le tenía dominado y abatido de tal suerte, que apenas despegaba los labios. Pasaba las horas componiendo una gran misa de requiem que contaba se tocase por caridad del párroco en obseguio del alma de su difunto padre. Y ya que no podía decirse que tenía los cinco sentidos puestos en su obra, porque carecía de uno, sí diremos que se entregaba á ella con alma y vida.

El cambio de ministerio le sorprendió cuandoaún no la había terminado. Ignoro si entraron los radicales, ó los conservadores, ó los constitucionales; pero entraron algunos nuevos. Juan no losupo sino tarde y con daño. El nuevo gabinete, pasados algunos días, juzgó que Juan era un organista peligroso para el orden público, y que desde lo alto del coro, en las vísperas y misas solemnes, roncando y zumbando en todos los registros. del órgano, le estaba haciendo una oposición verdaderamente escandalosa. Como el ministerio entrante no estaba dispuesto, según había afirmadoen el Congreso por boca de uno de sus miembros más autorizados, «á tolerar imposiciones de nadie», procedió inmediatamente y con saludable energía á dejar cesante á Juan, buscándole un sustituto que en sus maniobras musicales ofreciese más garantías ó fuese más adicto á las instituciones. Cuando le notificaron el cese, nuestro ciego no experimentó más emoción que la sorpresa: allá en el fondo casi se alegró, porque le dejaban más horas desocupadas para concluir su misa. Solamente se dió cuenta de su situación cuando al fin del mes se presentó la patrona en el cuarto á pedirle dinero. No lo tenía, porque ya no cobraba. en la iglesia; fué necesario que llevase à empeñar el reloj de su padre para pagar la casa. Después se quedo otra vez tan tranquilo y siguió trabajando sin preocuparse de lo porvenir. Mas otra vez volvió la patrona à pedirle dinero, y otra vez se vió precisado à empeñar un objeto de la escasisima herencia paterna; era un anillo de diamantes. Al cabo ya no tuvo qué empeñar. Entonces, por consideración à su debilidad, le tuvieron algunos días más de cortesía, muy pocos, y después le pusieron en la calle, gloriándose mucho de dejarle libre el baúl y la ropa, ya que con ella podían cobrarse de los pocos reales que les quedaba à deber.

Buscó una nueva casa, pero no pudo alquilar piano, lo cual le causó una inmensa tristeza: ya no podía terminar su misa. Todavía fué algún tiempo á casa de un almacenista amigo y toco el piano á ratos. No tardó, sin embargo, en observar que se le iba recibiendo cada vez con menos amabilidad, y dejó de ir por allá.

Al poco tiempo le echaron de la nueva casa, pero esta vez quedándose con el baúl en prenda. Entonces comenzó para el ciego una época tan miserable y angustiosa, que pocos se darán cuenta cabal de los dolores, mejor aún, de los martinos que la suerte le deparó. Sin amigos, sin ropa, sin dinero, no hay duda que se pasa muy mal en el mundo; mas si á esto se agrega el no ver la luz

del sol, y hallarse por lo mismo absolutamente desvalido, apenas si alcanzamos á divisar el límite del dolor y la miseria. De posada en posada, arrojado de todas poco después de haber entrado, metiéndose en la cama para que le lavasen la única camisa que tenía, el calzado roto, los pantalones con hilachas por debajo, sin cortarse el pelo y sin afeitarse, rodó Juan por Madrid no sé cuánto tiempo. Pretendió, por medio de uno de los huéspedes que tuvo, más compasivo que los demás, la plaza de pianista en un café. Al fin se la otorgaron, pero fué para despedirle á los pocos días. La música de Juan no agradaba á los parroquianos del Café de la Cebada. No tocaba jotas, ni polos, ni sevillanas, ni cosa ninguna flamenca, ni siquiera polkas; pasaba la noche interpretando sonatas de Beethoven y conciertos de Chopin. Los concurrentes se desesperaban al no poder llevar el compás con las cucharillas.

Otra vez volvió á rodar el mísero por los sitios más hediondos de la capital. Algún alma caritativa, que por casualidad se enteraba de su estado, socorríale indirectamente, porque Juan se estremecía á la idea de pedir limosna. Comía lo preciso para no morirse de hambre en alguna taberna de los barrios bajos, y dormía por quince céntimos entre mendigos y malhechores en un desván destinado á este fin. En cierta ocasión le robaron, mientras dormía, los pantalones, y le dejaron otros

de dril remendados. Era en el mes de Noviembre.

El pobre Juan, que siempre había guardado en el pensamiento la quimera de la venida de su hermano, ahogado ahora por la desgracia, comenzó à alimentarla con afán. Hizo que le escribiesen á la Habana, aunque sin poner señas á la carta porque no las sabía; procuró informarse si le habían visto, pero sin resultado; y todos los días se pasaba algunas horas pidiendo á Dios de rodillas que le trajese en su auxilio. Los únicos momentos felices del desdichado eran los que pasaba en oración en el ángulo de alguna iglesia solitaria. Oculto detrás de un pilar, aspirando los acres olores de la cera y la humedad, escuchando el chisporroteo de los cirios y el leve rumor de las plegarias de los pocos fieles distribuídos por las naves del templo, su alma inocente dejaba este mundo, que tan cruelmente le trataba, y volaba á comunicarse con Dios y su Madre Santísima. Tenía la devoción de la Virgen profundamente arraigada en el corazón desde la infancia. Como apenas había conocido á su madre, buscó por instinto en la de Dios la protección tierna y amorosa que sólo la mujer puede dispensar al niño: había compuesto en honor suyo algunos himnos y plegarias, y no se dormia jamás sin besar devotamente el escapulario del Carmen que llevaba al cuello.

Llegó un día, no obstante, en que el cielo y la tierra le desampararon. Arrojado de todas partes,

sin tener un pedazo de pan que llevarse á la boca, ni ropa con que preservarse del frío, comprendió el cuitado con terror que se acercaba el instante de pedir limosna. Trabóse una lucha desesperada en el fondo de su espíritu. El dolor y la vergüenza disputaron palmo á palmo el terreno á la necesidad: las tinieblas que le rodeaban hacían aún más angustiosa esta batalla. Al cabo, como era de esperar, venció el hambre. Después de pasar muchas horas sollozando y pidiendo fuerzas á Dios para soportar su desdicha, resolvióse á implorar la caridad; pero todavía quiso el infeliz disfrazar la humillación, y decidió cantar por las calles de noche solamente. Poseía una voz regular, y conocía á la perfección el arte del canto; mas tropezó con la dificultad de no tener medio de acompañarse. Al fin, otro desgraciado, que no lo era tanto como él, le facilitó una guitarra vieja y rota, y después de arreglarla del mejor modo que pudo, y después de derramar abundantes lágrimàs, salió cierta noche de Diciembre á la calle. El corazón le latía fuertemente; las piernas le tem-" blaban. Cuando quiso cantar en una de las calles más céntricas, no pudo; el dolor y la vergüenza habían formado un nudo en su garganta. Arrimóse á la pared de una casa, descansó algunos instantes, y repuesto un tanto, empezó á cantar la romanza de tenor del primer acto de La Favorita. Llamó desde luego la atención de los transeuntes

un ciego que no cantaba peteneras ó malagueñas, y muchos hicieron círculo en torno suyo, y no pocos, al observar la maestria con que iba venciendo las dificultades de la obra, se comunicaron en voz baja su sorpresa v dejaron algunos cuartos en el sombrero, que había colgado del brazo. Terminada la romanza, empezó el aria del cuarto acto de La Africana. Pero se había reunido demasiada gente à su alrededor, y la autoridad temió que esto fuese causa de algún desorden, pues era cosa averiguada para los agentes de orden público que las personas que se reunen en la calle á escuchar á un ciego demuestran por este hecho instintos peligrosos de rebelión, hostilidad contra las instituciones, una actitud, en fin, incompatible con el orden social y la seguridad del Estado. Por lo cual un guardia cogió á Juan enérgicamente por el brazo y le dijo:

—Á ver; retírese usted á su casa inmediatamente, y no se pare en ninguna calle.

-Pero yo no hago daño a nadie.

—Está usted impidiendo el tránsito. Adelante, adelante, si no quiere usted ir á la prevención.

Es realmente consolador el ver con qué esmero procura la autoridad gubernativa que las vías públicas se hallen siempre limpias de ciegos que canten. Y yo creo, por más que haya quien sostenga lo contrario, que si pudiese igualmente tenerlas limpias de ladrones y asesinos, no dejaría de hacerlo con gusto.

Retiróse á su zahurda el pobre Juan, pesaroso, porque tenía buen corazón, de haber comprometido por un instante la paz intestina y dado pie para una intervención del poder ejecutivo. Había ganado cinco reales y un perro grande. Con este dinero comió al. día siguiente, y pagó el alquiler del miserable colchón de paja en que durmió. Por la noche tornó á salir y á cantar trozos de ópera y piezas de canto. Vuelta á reunirse la gente en torno suyo y vuelta á intervenir la autoridad gritándole con energía:

-Adelante, adelante.

¡Pero si iba adelante no ganaba un cuarto, porque los transeuntes no podían escucharle! Sin embargo, Juan marchaba, marchaba siempre porque le estremecía, más que la muerte, la idea de infringir los mandatos de la autoridad, y turbar, aunque fuese momentáneamente, el orden de su país.

Cada noche se iban reduciendo más sus ganancias. Por un lado la necesidad de seguir siempre adelante, y por otro la falta de novedad, que en España se paga siempre muy cara, le iban privando todos los días de algunos céntimos. Con los que traía para casa al retirarse apenas podía introducir en el estómago algo para no morirse de hambre. Su situación era ya desesperada. Sólo

un punto luminoso seguía viendo tenazmente el desgraciado entre las tinieblas de su congojoso estado. Este punto luminoso era la llegada de su bermano Santiago. Todas las noches, al salir de casa con la guitarra colgada del cuello, se le ocurria el mismo pensamiento: —«Si Santiago estuviese en Madrid y me oyese cantar, me conocería por la voz». Y esta esperanza, mejor dicho, esta quimera, era lo único que le daba fuerzas para soportar la vida.

Llego otro dia, no obstante, en que la angustia y el dolor no conocieron límites. En la noche anterior no habia ganado más que veinte céntimos. Había estado tan fríal Como que amaneció Madrid envuelto en una sábana de nieve de media cuarta de espesor. Y todo el día siguió nevando sin cesar un instante, lo cual tenia sin cuidado á la mayoría de la gente, y fué motivo de regocijo para muchos aficionados à la estética. Los poetas que gozaban de una posición desahogada, muy particularmente, pasaron gran parte del día mirando caer los copos al través de los cristales de su gabinete, v meditando lindos é ingeniosos similes de esos que hacen gritar al público en el teatro «pravo, bravol» ú obligan á exclamar cuando se leen en un tomo de versos: «¡qué talento tiene este joven!»

Juan no había tomado más alimento que una taza de café de ínfima clase y un panecillo. No pudo entretener el hambre contemplando la hermosura de la nieve, en primer lugar, porque no tenía vista; y en segundo, porque aunque la tuviese, era difícil que á través de la reja de vidrio empañada y sucia de su desván pudiera verla. Pasó el día acurrucado sobre el colchón, recordando los días de la infancia y acariciando la dulce manía de la vuelta de su hermano. Al llegar la noche, apretado por la necesidad, desfallecido, bajó á la calle á implorar una limosna. Ya no tenía guitarra; la había vendido por tres pesetas en un momento parecido de apuro.

La nieve caia con la misma constancia, puede decirse con el mismo encarnizamiento. Las piernas le temblaban al pobre ciego lo mismo que el dia primero en que salió á cantar; pero esta vez no era de verguenza, sino de hambre. Avanzo como pudo por las calles, enfangándose hasta más arriba del tobillo. Su oído le decia que no cruzaba apenas ningún transeunte; los coches no hacian ruido, y estuvo expuesto á ser atropellado por uno. En una de las calles céntricas se puso al fin à cantar el primer trozo de opera que acudió à sus labios. La voz salía débil y enronquecida de la garganta; nadie se acercaba á él ni siquiera por curiosidad. «Vamos á otra parte», se dijo, y bajó por la Carrera de San Jerónimo, caminando torpemente sobre la nieve, cubierto ya de un blanco cendal y con los pies chapoteando agua. El frío se le iba metiendo por los huesos; el hambre le producia fuerte dolor en el estómago. Llegó un momento en que el frio y el dolor le apretaron tanto, que se sintió casi desvanecido, creyó morir, y elevando el espíritu á la Virgen del Carmen, su protectora, exclamó con voz acongojada: «¡Madre mía, socórremel. Y después de pronunciar estas palabras, se sintió un poco mejor y marchó, o más propiamente, se arrastró hasta la plaza de las Cortes. Allí se arrimó á la columna de un farol, y, todavía bajo la impresión del socorro de la Virgen, comenzó à cantar el Ave Maria, de Gounod, una melodía á la cual siempre había tenido mucha afición. Pero nadie se acercaba tampoco. Los habitantes de la villa estaban todos recogidos en los cafés y teatros, ó bien en sus hogares haciendo bailar á sus hijos sobre las rodillas al amor de la lumbre. Seguía cayendo la nieve pausada y copiosamente, decidida á prestar asunto al día siguiente á todos los revisteros de periódicos para encantar á sus aficionados con una docena de trases delicadas. Los transeuntes que casualmente cruzaban lo hacían apresuradamente, arrebujados en sus capas y tapándose con el paraguas. Los faroles se habían puesto el gorro blanco de dormir, y dejaban escapar melancólica claridad. No se ofa ruido alguno si no era el rumor vago y lejano de los coches, y el caer incesante de los copos como un crujido levisimo y prolongado de sedería. Sólo la voz de Juan vibraba en el silencio de la noche saludando à la Madre de los Desamparados. Y su canto, más que himno de salutación, parecía un grito de congoja algunas veces; otras, un gemido triste y resignado que helaba el corazón más que el frío de la nieve.

En vano clamó el ciego largo rato pidiendo favor al cielo; en vano repitió el dulce nombre de María un sinnúmero de veces, acomodándolo a los diversos tonos de la melodía. El cielo y la Virgen estaban lejos, al parecer, y no le oyeron: los vecinos de la plaza estaban cerca, pero no quisieron oirle. Nadie bajó á recogerlo; ningún balcón se abrió siquiera para dejar caer sobre él una moneda de cobre. Los transeuntes, como si viniesen perseguidos de cerca por la pulmonía, no osaban detenerse.

Al fin ya no pudo cantar más: la voz expiraba en la garganta; las piernas se le doblaban; iba perdiendo la sensibilidad en las manos. Dió algunos pasos y se sentó en la acera al pie de la verja que rodea el jardín. Apoyó los codos en las rodillas y metió la cabeza entre las manos. Y pensó vagamente en que había llegado el último instante de su vida; y volvió á rezar fervorosamente implorando la misericordia divina.

Al cabo de un rato creyó observar que un transeunte se paraba delante de él y se sintió cogido por el brazo. Levantó la cabeza, y sospechando que seria lo de siempre, preguntó tímidamente:

- -¿Es usted algún guardia?
- —No soy ningún guardia—repuso el transeunte,—pero levántese usted.
  - Apenas puedo, caballero.
  - -{Tiene usted mucho frio?
  - -Si, señor... y además no he comido hoy.
- —Entonces, yo le ayudaré... Vamos... ¡arriba! El caballero cogió á Juan por los brazos y le puso en pie: era un hombre vigoroso.
- —Ahora apóyese usted bien en mí y vamos á ver si hallamos un coche.
  - -Pero dónde me lleva usted?
  - -A ningún sitio malo; ¿tiene usted miedo?
- —¡Ah! no: el corazón me dice que es usted una persona caritativa.
- —Vamos andando... á ver si llegamos pronto á casa para que usted se seque y tome algo caliente.
- —Dios se lo pagará á usted, caballero... la Virgen se lo pagará... Creí que iba á morirme en ese sitio.
- Nada de morirse... no hable usted de eso ya. Lo que importa ahora es dar pronto con un simón... Vamos adelante... ¿Qué es eso; tropieza usted?
- —Sí, señor; creo que he dado contra la columna de un farol... ¡Como soy ciego!

- —¿Es usted ciego?—preguntó vivamente el desconocido.
  - -Sí, señor.
  - -¿Desde cuándo?
  - -Desde que nací.

Juan sintió estremecerse el brazo de su protector; y siguieron caminando en silencio. Al cabo éste se detuvo un instante y le preguntó con voz alterada:

- —¿Cómo se llama usted?
- -Juan.
- -¿Juan qué?
- -Juan Martinez.
- —Su padre de usted Manuel, ¿verdad? músico mayor del tercero de artillería ¿no es cierto?
  - -Sí, señor.

En el mismo instante el ciego se sintió apretado fuertemente por unos brazos vigorosos que casi le asfixiaron y escuchó en su oído una voz temblorosa que exclamó:

—¡Dios mío, qué horror y qué felicidad! Soy un criminal, soy tu hermano Santiago.

Y los dos hermanos quedaron abrazados y sollozando algunos minutos en medio de la calle. La nieve caía sobre ellos dulcemente.

Santiago se desprendió bruscamente de los brazos de su hermano y comenzó á gritar salpicando sus palabras con fuertes interjecciones:

-¡Un coche, un cochel ¿No hay un coche por

ahi?... ¡Maldita sea mi suertel Vamos, Juanillo, haz un esfuerzo; llegaremos pronto... ¿Pero, señor, dónde se meten los coches...? Ni uno solo cruza por aquí... Allá lejos veo uno... ¡Gracias á Diosl... ¡Se aleja el malditol... Aquí está otro... éste ya es mío. A ver, cochero... cinco duros si usted nos lleva volando al hotel número diez de la Castellana...

Y cogiendo á su hermano en brazos como si fuera un chico lo metió en el coche y detrás se introdujo él. El cochero arreó á la bestia y el carruaje se deslizó velozmente y sin ruido sobre la nieve. Mientras caminaban, Santiago, teniendo siempre abrazado al pobre ciego, le contó rápidamente su vida. No había estado en Cuba, sino en Costa Rica, donde juntó una respetable fortuna; pero había pasado muchos años en el campo, sin comunicación apenas con Europa. Escribió tres ó cuatro veces por medio de los barcos que traficaban con Inglaterra y no obtuvo respuesta. Y siempre pensando en tornar á España al año siguiente, deió de hacer averiguaciones, proponiéndose darles una agradable sorpresa. Después se casó, y este acontecimiento retardó mucho su vuelta. Pero hacía cuatro meses que estaba en Madrid, donde supo por el registro parroquial que su padre había muerto. De Juan le dieron noticias vagas y contradictorias: unos le dijeron que se había muerto también; otros que, reducido á la última miseria, había ido por el mundo cantando y tocando la guitarra. Fueron inútiles cuantas gestiones hizo para averiguar su paradero. Afortunadamente, la Providencia se encargó de llevarlo á sus brazos. Santiago reía unas veces, lloraba otras, mostrando siempre el carácter franco, generoso y jovial de cuando niño.

Paró el coche al fin. Un criado vino à abrir la portezuela. Llevaron á Juan casi en volandas hasta su casa. Al entrar percibió una temperatura tibia, el aroma de bienestar que esparce la riqueza; los pies se le hundian en mullida alfombra. Por orden de Santiago, dos criados le despojaron inmediatamente de sus harapos empapados de agua y le pusieron ropa limpia y de abrigo. En seguida le sirvieron en el mismo gabinete, donde ardía un fuego delicioso, una taza de caldo confortador y después algunas viandas, aunque con la debida cautela, por la flojedad en que debia hallarse su estómago. Subieron además de la bodega el vino más exquisito y añejo. Santiago no dejaba de moverse, dictando las órdenes oportunas, acercándose á cada instante al ciego para preguntarle con ansiedad:

-¿Cómo te encuentras ahora, Juani-¿Estás bieni-¿Quieres otro vinoi-¿Necesitas más ropai

Terminada la refacción se quedaron ambos algunos momentos al lado de la chimenea. Santiago preguntó á un criado si la señora y los niños estaban ya acostados y habiéndole respondido afirmativamente, dijo á su hermano rebosando de alegría:

- -{Tú no tocas el piano?
- -Si.
- —Pues vamos á dar un susto á mi mujer y á mis hijos. Ven al salón.

Y le condujo hasta sentarle delante del piano. Después levantó la tapa para que se oyera mejor, abrió con cuidado las puertas y ejecutó todas las maniobras conducentes á producir una sorpresa en la casa; pero todo ello con tal esmero, andando sobre la punta de los pies, hablando en falsete y haciendo tantas y tan graciosas muecas, que Juan al notarlo no pudo menos de reirse exclamando:

- -¡Siempre el mismo Santiago!
- -Ahora toca, Juanillo, toca con todas tus fuerzas.

El ciego comenzó á ejecutar una marcha guerrera. El silencioso hotel se estremeció de pronto, como una caja de música cuando se le da cuerda. Las notas se atropellaban al salir del piano, pero siempre con ritmo belicoso. Santiago exclamaba de vez en cuando:

- Más fuerte, Juanillo, más fuertel

Y el ciego golpeaba el teclado, cada vez con mayor brío.

—Ya veo á mí mujer detrás de las cortinas.. ¡Adelante, Juanillo, adelante!... Está la pobre en camisa... ji... ji... me hago como que no la veo... Se va á creer que estoy loco... jii jil... jadelante, Juanillo, adelante!

Juan obedecía á su hermano, aunque sin gusto ya, porque deseaba conocer á su cuñada y besar á sus sobrinos.

— Ahora veo á mi hija Manolita, que también sale en camisa... ¡Calle, también se ha despertado Paquito!... ¡No te he dicho que todos iban á recibir un susto!... Pero se van á constipar si andan de ese modo más tiempo... No toques más, Juan, no toques más.

Cesó el estrépito infernal.

— Vamos, Adela, Manolito, Paquito, abrigaos un poco y venid á dar un abrazo á mi hermano Juan. Éste es Juan de quien tanto os he hablado, á quien acabo de encontrar en la calle á punto de morirse helado entre la nieve... ¡Vamos, vestios pronto!

La noble familia de Santiago vino inmediatamente á abrazar al pobre ciego. La voz de la esposa era dulce y armoniosa: Juan creia escuchar la de la Virgen: notó que lloraba cuando su marido relató de qué modo le había encontrado. Y todavía quiso añadir más cuidados á los de Santiago: mandó traer un calorífero y ella misma se lo puso debajo de los pies: después le envolvió las piernas en una manta y le puso en la cabeza una gorra de terciopelo. Los niños revoloteaban en torno de la butaca, acariciándole y dejándose acariciar de su tio. Todos escucharon en silencio, y embargados por la emoción, el breve relato que de sus desgracias les hizo. Santiago se golpeaba la cabeza: su esposa lloraba: los chicos atónitos le decián estrechándole la mano: ¿No volverás á tener hambre ni salir á la calle sin paraguas, verdad tiito?... yo no quiero, Manolita no quiere tampoco... ni papá, ni mamá.

- ¡A qué no le das tu cama, Paquitol— dijo Santiago, pasando á la alegría inmediatamente.
- ¡Si no quepe en ella, papá! En la sala hay otra muy grande, muy grande, muy grande...
- —No quiero cama ahora—interrumpió Juan... me encuentro tan bien aqui!
- ¿ Te duele el estómago como antes?— preguntó Manolita abrazándole y besándole.
- No, hija mía, no, ¡bendita seas!... no me duele nada... soy muy feliz... Lo único que tengo es sueño... se me cierran los ojos sin poderlo remediar...
- Pues por nosotros no dejes de dormir, Juan
   dijo Santiago.
- Sí, tiito, duerme, duerme dijeron á un tiempo Manolita y Paquito echándole los brazos al cuello y cubriéndole de caricias.

Y se durmió en efecto. Y despertó en el cielo. Al amanecer del día siguiente, un agente de orden público tropezó con su cadáver entre la nieve. El médico de la casa de socorro certificó que había muerto por la congelación de la sangre.

— Mira, Jiménez— dijo un guardia de los que le habían llevado á su compañero. — ¡Parece que se está riendo!



## LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA





## La Academia de Jurisprudencia.

I

o todos los transeuntes de la calle de la Montera saben que en el número 22, cuarto bajo, se encuen-

tra establecida, desde algunos años hace, la Academia de Jurisprudencia (1). La mayoría de los ciudadanos que van ó vienen de la Puerta del Sol pasan por delante del largo portal de la casa sin sospechar que dentro de ella discútense los más caros intereses de su vida, la religión, la propiedad y la familia, todo lo que se halla bajo la salvaguardia vigilante del Sr. Perier, director

<sup>(</sup>t) Se encontraba cuando el autor escribía estos rengiones: posteriormente se ha trasladado á otro sitio.

propietario de La Defensa de la Sociedad. Si tuviesen el humor de entrar, vieran quizá colgado de la pared en dicho portal un cuadrito donde en letras gordas se dice: No hay sesión, ó bien El miércoles continuará la discusión de la Memoria del Sr. Martinez sobre el derecho de acrecer: tienen pedida la palabra en pro los Sres. Perez, Fernández y Gutiérres, y en contra los Sres. López. González y Rodriguez. El tema es por cierto asaz importante, y los nombres de los oradores demasiado conocidos del público para que cualquier ciudadano no entre en apetito de presenciar este debate. Restregandome, pues, las manos y gustando anticipadamente con la imaginación sus ruidosas peripecias, tengo salido muchas veces diciendo: No faltaré, no faltaré.

Llega la noche señalada, empujo la mampara de la Academia y penetro en el salón de sesiones. Una muchedumbre de trece á quince personas invade el local destinado al público. Los acadêmicos suelen estar aún en mayor número, llegando algunas veces á ocupar casi todos los bancos delanteros. Pérez ha comenzado ya su discurso. El celebrado orador que La Correspondencia de España ha llamado magistral en más de una ocasión, por más que no haya logrado prebenda en ninguna basílica, podrá tener, á juzgar por su fisonomía, unos nueve años de edad. Es medianamente alto, delgado, de ojos pequeños é in-

quietos, y un poco desgalichado: su rostro ofrece el sello de meditación y tristeza que comunica una vida consagrada casi por entero al estudio de los arduos problemas de la Filosofía. Principia siempre á hablar con cierto desden altanero, y su palabra en los primeros momentos es perezosa y torpe; parece que está distraído como si le arrancasen de improviso al mundo de reflexiones sabias y profundas donde habita à la continua. Mas à medida que el tiempo trascurre y el asunto penetra en el, toma calor y su discurso adquiere un brío extraordinario.

El asunto que ahora se discute es de interés palpitante. Se trata de saber si la lev de Partida que regula el derecho de acrecer se refiere únicamente à las mandas ó legados, ó debe aplicarse también à las herencias. Pérez, demostrando su destreza en esta clase de debates, comienza á cimentar su discurso sobre bases sólidas. Empieza estudiando detenidamente al hombre en su doble naturaleza física y moral, internándose con paso firme en el campo de la Antropología, Su talento esencialmente analítico va arrancando á la materia las secretas leves por que se rige, y más tarde al espíritu los vagos y complejos impulsos que le animan. Combate ruda, pero severamente, la teoria de Darwin sobre el origen de las especles, y demuestra, con gran copia de datos y razones, que la humanidad no es el coronamiento del proceso animal, por más que rechace igualmente la procedencia de una sola pareja. Con este motivo, examina las contradicciones entre la Biblia y la ciencia, y expone clara y sucintamente el modo de resolverlas. Pasa después al estudio de la prehistoria, y rápidamente analiza las últimas teorías, declarándose franco y resuelto partidario de la existencia del hombre en el terreno terciario.

«Ninguno más reservado y más cauto que yo (dice con solemnidad) cuando se trata de aceptar una teoría peregrina sobre problemas tan oscuros é inaccesibles, pero todo el mundo está obligado á rendirse ante la evidencia. Mi esclarecido amigo el Sr. Fernández ha tenido la fortuna de encontrar este verano en una gruta de su provincia, é incrustada entre rocas de granito de carácter terciario, una taza...

(Fernández, levantándose á medias del asiento.)

—Una vinagrera.

Péres.—Entendía que era una taza lo que habia hallado su señoria; pero este cambio corrobora aún mejor la doctrina que estoy exponiendo. La fabricación y el uso de esta clase de artefactos, lo mismo de las tazas que de las vinagreras (singularmente de las vinagreras), manifiesta y declara la existencia del hombre en dicho terreno, y supone además en él un cierto grado de cultura nada compatible en verdad con el embrutecimien-

to à que lo condenan las teorías de la escuela materialista.

El orador da fin á su discurso con una historia tan concienzuda como brillante del derecho de propiedad.

Por indisposición del Sr. López, que era el encargado de contestar al discurso del Sr. Pérez, se levanta á hablar el Sr. González. Es hombre más entrado en días que su contrincante: representa bien unos doce años, y tiene fisonomía dulce, apacible y ruborosa donde se refleja un alma creyente y sumisa.

«Todos nosotros reconocemos (comienza á decir con voz suave de contralto), y con nosotros cuantos siguen el movimiento intelectual contemporáneo, todos reconocemos en mi ilustre amigo el señor Pérez una erudición inmensa dichosamente unida á una inteligencia poderosa y perspicua que se apodera de las ideas y se enseñorea de ellas sometiéndolas á un análisis seguro y minucioso, bien así como el águila cae de súbito sobre su presa, la coge entre sus garras y asciende con ella por los espacios, arrastrándola á regiones desconocidas donde con el ensangrentado pico se entretiene en explorar sus entrañas palpitantes... (¡Bravo! Las miradas del público se fijan sobre Pérez, que en aquel momento toma notas.)

»Pero jah, señoresl el eminente orador que me ha precedido en el uso de la palabra, impulsado por su temperamento analítico, por la sed ardiente de conocimientos que le devora, abandona las consoladoras creencias del cristianismo, en que se ha educado, y marcha resueltamente por la senda del libre examen, sin sospechar los riesgos que corre su noble espíritu; de la misma suerte que el niño, persiguiendo por el campo á la mariposa irisada, no ve el abismo que se abre á sus pies y amenaza sepultarle...» (Prolongados aplansos.)

Continúa el orador describiendo con rasgos magistrales el carácter de Pérez, y pasa después à lamentarse con acento patético de que aquél no crea en la procedencia del género humano de una sola pareja. Con este motivo, hace una pintura acabada y elocuente del paraíso terrenal, y describe á nuestros primeros padres en el estado de inocencia, entreteniéndose sobre todo á dibujar con amor y cuidado la figura esbelta, graciosa, cándida é incitante á la vez de la madre Eva, de tal modo, que provoca en la juventud que le escucha entusiásticos y fervorosos aplausos.

Traza después á grandes pinceladas la historia de los primeros tiempos de la humanidad, y afirma que la verdadera civilización tiene su origen en el cristianismo. (El Sr. Gutiérrez pide la palabra con voz irritada y estentórea. Grande ansiedad en la media docena de circunstantes que han quedado en el público.)

Terminado el discurso, rectifica brevemente Pérez, y acto continuo el presidente concede la palabra à Gutiérrez, que con el rostro encendido, las manos trémulas y los ojos inyectados, comienza à gritar más que á decir su oración.

«Señores académicos — exclama: — No es el cristianismo, no, como acabáis de oir, el que ha engendrado nuestra civilización. Todo lo contrario. El cristianismo ha sido, es y será mientras exista, la rémora constante del progreso de los pueblos. Hace mil ochocientos y tantos años que un judío exaltado...»

(El presidente, haciendo sonar la campanilla).— La Mesa suplica al Sr. Gutiérrez que procure no herir el sentimiento religioso de la asamblea.

«Señor presidente, ha llegado la hora de las grandes verdades. Vosotros venís de los templos, de los salones, de las universidades... Yo vengo de la calle... Y vosotros no sabéis lo que pasa en la calle... Yo lo sé... Por eso os digo que viváis alerta. La paciencia, una paciencia que ha durado muchos siglos, está ya á punto de agotarse. Nos hemos contado y os hemos contado también. Mañana, cuando más descuidados estéis, tal vez vengamos à arrojaros de aquí. Los hombres de la calle, como un torrente que se desata, como una inmensa y terrible avenida...»

El presidente.—La Mesa no puede permitir que el Sr. Gutiérrez siga hablando de ese modo.



«Señor presidente, creo estar en mi perfecto derecho al hablar de la avenida que se precipita...»

El presidente.—Su señoría no puede hablar de la avenida...

(Muy bien, muy bien. Una voz: Fuera el presidente. Terrible confusión en el público. Cuatro espectadores baten palmas á la presidencia. Dos gritan: Que siga, que siga. Los académicos se hablan al oído, aconsejando moderación é imparcialidad.)

Gutiérrez, con amargura.—Señor presidente, veo con claridad que aquí, como en la calle, no se respeta la justicia. Renuncio al uso de la palabra... Antes de sentarme, sin embargo, os diré que, aunque vosotros no la veáis, la avenida sube, sube, y concluirá por ahogaros.

(Indescriptible confusión. Dos espectadores apostrofan duramente al orador. Algunos académicos tratan de imponerles silencio. El presidente rompe la campanilla. Gutiérrez pasea miradas insolentes y sarcásticas por el concurso.)

El presidente, logrando hacerse oir.—Su señoría puede hacer lo que guste, pero conste que la Mesa no le retira la palabra. El miércoles próximo continuará la discusión sobre el derecho de acrecer. Se levanta la sesión.



II

A vida pública de la Academia de Jurisprudencia no se resume en los debates como el que acabamos de

presenciar. Hay en su organización ó vida interna ciertos mecanismos que tocan, ó por mejor decir, entran de lleno en los dominios del derecho político y aun en el natural, ó sea el que la naturaleza enseñó lo mismo á los hombres que á los animales: quod natura omnia animalia docuit. Me refiero á las elecciones.

Cuando entramos en el salón de sesiones y vemos al lado del presidente á un joven decentemente vestido que en ciertas ocasiones lee con voz trémula y conmovida el resumen de los gastos y los ingresos, apenas fijamos nuestra atención en él, ¡Y no obstante, ese joven es el secretariol ¡El secretariol ¡Cuán poco nos figuramos lo que significa esta palabral

Asistid como yo he asistido á una elección de secretario en la Academia de Jurisprudencia, y me diréis su extensión. Al solo anuncio de las elecciones, conmuévese hondamente aquel respetable cuerpo jurídico, preparandose à una terrible y dolorosa crisis. La chispa de la ambición comunica instantáneamente el fuego á todos los corazones, y como sucede siempre en las grandes perturbaciones sociales, los sórdidos intereses, las pasiones bastardas, los rencores, las miserias, todo el fango del espíritu, en una palabra, asciende á la superficie y enturbia por un instante la pureza de la docta corporación. Mas en medio de este revuelto mar de apetitos y torpes deseos suelen flotar también, digámoslo en honor de los jóvenes jurisconsultos españoles, nobles y legítimas ambiciones y rasgos de conmovedora modestia.

He conocido un joven á quien una comisión salida del seno de la Academia pasó á ofrecer en su misma casa el puesto de secretario con el objeto de apagar una querella suscitada entre dos enconados é igualmente poderosos adversarios. Aquel joven esclarecido, dando á la historia el mismo ejemplo de modestia y generosidad que el rey Wamba, se negó terminantemente á aceptar los honores que le ofrecian.

Este ejemplo, por desgracia, no ha tenido imitadores. Las dulzuras del poder excitan demasiadamente el paladar de los jóvenes académicos para que nadie piense en rechazarlas. Antes, al contrario, se emplean para conseguirlas todos los medios que la inteligencia despierta de los socios, encendida por el deseo, les sugiere. ¡Qué de intrigas espantables y tenebrosas! ¡Qué de crueles asechanzas! ¡Cuántas palabras pérfidas! ¡Cuántas sonrisas traidoras! El espíritu se estremece y los cabellos se erizan al acercarse á este hervidero de las pasiones humanas.

Ni tampoco faltan los arrangues brutales de la fuerza, ó sean las «coacciones escandalosas», como se dice en términos técnicos. A este propósito se citan en la Academia algunos hechos que, por su gravedad y por las tristísimas circunstancias de que se hallan rodeados, conturban y abaten el ánimo. Se dice, por ejemplo, que en cierta ocasión el bibliotecario, Sr. Torres Campos, obstruyó con su persona uno de los pasillos del local para que sus contrarios no pudiesen ir á depositar el voto en la urna. Yo nunca he creido semejante especie. Conozco muy bien al distinguido bibliotecario, y aunque le considero con facultades para obstruir cualquier pasillo, no creo que jamás haya puesto sus felices condiciones físicas al servicio de una tan flagrante injusticia. De todas suertes, es bueno, sin embargo, dejar apuntado que he visto à algunos académicos calificar su legitima influencia en la corporación de «funesta é insufrible tiranía».

Hay, no obstante, jóvenes privilegiados, favorecidos por la Providencia con dotes excepcionales, que alcanzan los más altos puestos sin lucha, sin esfuerzo y sin peligro. Desde el instante en que uno de estos jóvenes pisa los umbrales de la Academia, sus compañeros, como si viesen en el un ser superior enviado del cielo, se apresuran a allanarle los obstáculos y á sembrar de flores su camino. Cesan las envidiosas maquinaciones, se apagan los rencores, cálmanse momentáneamente las encrespadas olas, y el joven providencial marcha triunfante, bañado por el sol de la gloria, libre y desembarazado, á la codiciada silla de secretario, donde se sienta, como los emperadores bárbaros, por derecho propio. Tal ha sido la historia de mi distinguido amigo el Sr. Macaya y de algunos otros, aunque muy escasos, jóvenes.

Á más del cargo supremo de secretario (pues el de presidente se ha convenido en cederlo á la política), hay otros puestos que excitan también la concupiscencia de los socios, que son los de presidentes y vicepresidentes de las secciones. La elección de éstos, aunque no ofrece la honda perturbación que la de secretario, no por eso deja de ser interesante y sembrada de peripecias. Algunos meses antes del día señalado para la elección em-

piezan á echarse á volar algunos nombres sobre los cuales se levanta viva é incesante discusión. Examínanse los antecedentes del candidato, estudianse detenidamente las fases de su talento, aquilátanse sus méritos, y últimamente recae en él la sentencia que le eleva ó le confunde, expresada siempre en estos sacramentales términos: Tiene talla ó «No tiene talla». Hay cabildeos infinitos, combinaciones, arreglos amistosos, bruscos desabrimientos, transacciones, se imprimen varias candidaturas (lo cual suele costar dinero á las familias), se traen á la palestra tarjetas del Presidente del Consejo de ministros y del Cardenal Arzobispo de Toledo, intervienen algunas damas de la nobleza y se dan algunas bofetadas.

En cierta ocasión he asistido con un amigo á estas renidas elecciones. Mi amigo no se presentaba candidato, mas sin saber por qué ni cómo, quizá para dar en la cabeza á algún ambicioso, lo cierto es que al efectuarse el escrutinio, mi amigo salió nombrado presidente de la sección de derecho canónico. Su alegría y sorpresa fueron tan grandes, que estuvo á punto de caer desmayado en mis brazos. Salimos del local, y en la calle me abrazó repetidas veces, me habló de su porvenir y me comunicó en secreto que ahora pensaba dirigir sus tiros al puesto de secretario, se enterneció refiriéndome su primera y única aventura amorosa, y concluyó por cantar á media voz la Mar-

sellesa (había sido elegido por el elemento liberal de la corporación). Al tirar de la campanilla de su casa, y al preguntar la criada ¿quién es? exclamó fuera de sí: «¡Abre, muchacha, que tienes-á tu amo Presidente de la Academia de Jurisprudencial»

Noble y gloriosa emulación la que se establece en esta ilustre sociedad! ¡Qué importa que esta emulación vaya manchada en algunos casos por el fango de las malas pasiones! Las malas pasiones son un poderoso auxiliar en la carrera que la juventud de la Academia ha emprendido, ó como decia cierto subsecretario amigo mio, cen la politica es necesario tener algunas onzas de mala sangre». Consuela y ensancha el ánimo un espectáculo semejante. Los vergeles de la politica española tienen un vivero en la Academia de Jurisprudencia. De allí se trasplantan los caballeros de Isabel la Católica y los jefes superiores de administración encargados de la gestión de nuestros intereses. Actualmente existen ¡loado sea Dios! dentro de la respetable Corporación, que hemos tratado de describir á grandes rasgos, tres ministros en agraz, cinco directores generales y un magistrado del Supremo. Pueden dormir tranquilos, pues, nuestros labradores, industriales y comerciantes. Si alguna vez se les ocurre entrar en el número 22 de la calle de la Montera, cuarto bajo, contemplarán con lágrimas de enternecimiento un enjambre de inocentes y juguetones cachorrillos adiestrándose para meterlos mañana ú otro día en la cárcel cuando voten á un candidato de oposición, impedir que se reunan con sus amigos, y subirles discretamente las contribuciones.





\*.

.

## EL HOMBRE DE LOS PATÍBULOS





## El Hombre de los patíbulos.

ACE cosa de tres ó cuatro años tuve la infame curiosidad de ir al Campo de Guardias á presenciar la eje-

cución de dos reos. El afán de verlo todo y vivirlo todo, como dicen los krausistas, me arrastró hacia aquel sitio, venciendo una repugnancia que parecía invencible, y los serios escrúpulos de la conciencia. Por aquel tiempo pensaba dedicarme à la novela realista.

Eran las siete de la mañana. La Puerta del Sol y la calle de la Montera estaban cuajadas de gente. Había llovido por la noche, y el cielo, plomizo, tocaba casi en la veleta del Principal. La atmósfera, impregnada de vapor acuoso, y el suelo cubierto de lodo. La muchedumbre levantaba ince-

sante y áspero rumor, sobre el cual se alzaban los gritos de los pregoneros anunciando «la salve que cantan los presos á los reos que están en capilla», y «el extraordinario de La Correspondencia». Una fila de carruajes marchaba lentamente hacia la Red de San Luis. Los cocheros, arrebujados en sus capotes raídos, se balanceaban perezosamente sobre los pescantes. Otra fila de ómnibus, con las portezuelas abiertas, convidaba á los curiosos á subir. Los cocheros nos animaban con voces descompasadas. Uno de ellos gritaba al pie de su carruaje:

—¡Eh, eh! ¡al patíbulo! ¡dos reales, al patíbulo! Me sentía aturdido, y empecé á subir por la calle de la Montera, empujado por la ola de la multitud. Los pies chapoteaban asquerosamente en el fango. ¡Cosa raral en vez de pensar en la lúgubre escena que me aguardaba, iba tenazmente preocupado por el lodo. Había oído decir á un magistrado, no hacía mucho tiempo, que el barro de Madrid quemaba y destruía la ropa como un corrosivo, lo cual tenía su explicación en la piedra del pavimento, por regla general caliza. «¡Buenos me voy á poner los pantalones!» iba diciendo para mis adentros, con acento doloroso.

La muchedumbre ascendía con lento paso. El que bajase á la Puerta del Sol en aquel instante y fuese examinando los rostros de los que subíamos, si no tuviera otros datos, no sospecharía ciertamente á qué lugar siniestro nos dirigiamos.

Las fisonomías no expresaban ni dolor, ni zozobra, ni preocupación siquiera. Marchábamos todos con la indiferencia estúpida de un pueblo frashumante que va á establecerse á otra comarca. Los que llevaban compañía, charlaban; los que iban solos, echaban pestes de vez en cuando, entre dientes, contra el barro. Sólo el cielo mostraba un semblante sombrío y melancólico, adecuado á las circunstancias.

Recorrimos la calle de Hortaleza, y al llegar cerca del Saladero hallamos un gran montón de gente que invadía los alrededores y que nos detuvo. La muchedumbre hormigueaba delante del sucio y repugnante edificio en espera de algo; jun algo bien espantoso por cierto! Yo fuí á engrosar aquel gran montón, como una gota de agua que cae en el mar. Allí los rostros ya expresaban algo: la impaciencia. Me parece excusado decir que era plebe la inmensa mayoría de los circunstantes, porque la plebe es la que particularmente se siente atraida hacia los espectáculos cruentos. No obstante, hay también gente de levita y sombrero de copa que se deleita con las emociones terribles; pero en aquella ocasión era una minoría muy exigua. Un coche de plaza sin número esperaba á la puerta: el cochero tenía la cara cubierta con un pañuelo. Crecido número de guardias de orden público se hallaba distribuído en el concurso, y un piquete de soldados, con los fusiles en «su lugar descan-



Era tan terrible lo que iba á suceder, y tan lúgubres los preparativos del suceso, que, más por huir la tristeza que por amor al bello sexo, aunque no dejo de profesarlo, me coloqué debajo de uno de los balcones y me puse á mirar á cierta rubia, que no pagó verdaderamente mi atención—dicho sea en honor suyo.—¡Por qué había de mirarme, cuando ni siquiera me iban á dar garrotel Sus ojos estaban clavados con ansiosa curiosidad en la puerta del Saladero. Me acordé entonces de las damas del imperio romano, que daban la señal de muerte á los gladiadores, é hice una porción de reflexiones histórico-filosóficas, de las cuales hago gracia á los lectores.

Cuando más embebido me hallaba en ellas, escuché una voz cerca que preguntaba:

- Caballero, ¿sabe usted qué hora es?

Volvime, sin saber á quién se dirigia la pregunta, y me hallé enfrente de un hombre no muy alto, de barba y pelo cenicientos, de facciones afiladas, que me miraba con unos ojos pequeños y hundidos, y de color indefinible, esperando, á no dudarlo, mi respuesta. Como el reloj era de niquel, eché mano de él, sin temor de mostrarlo y le dije:

- Las siete y veinte minutos.
- Todavía esperaremos más de un cuarto de hora—repuso el hombre reflejando disgusto en su fisonomía. Yo me encogí de hombros con indiferencia, y alcé los ojos al cielo, quiero decir, á la rubia.
- ¡Oh, conozco bien á esos señores! prosiguió. — ¡No me darán chasco, no!... Dicen que á las siete y media saldrá el primero pa el campo... Pues ya verá usted cómo han de ser las ocho menos cuarto bien largas...

Me volví con alguna mayor curiosidad á mirar á aquel hombre, y confieso que me causó repugnancia. Sin ser un monstruo por lo feo, éralo bastante, y sobre todo, formaba contraste notable con la rubia que se cernía sobre mi cabeza. Estaba pobremente vestido, de capa y gorra, como los artesanos de Madrid, y debía hallarse entre los cincuenta ó sesenta años de edad. Pude observar-le bien, porque no me miraba: sus ojos exploraban con avidez los contornos de la prisión.

—¡Puercos, tunantes!—exclamó con irritación y sin mirarme, como si hablase consigo mismo.—¡Mire usted que estar un hombre ayer toda la tarde espera que te espera, para salir al fin con que no era posible verlos! Que el Gobernador no queria que se les molestase... ¿Y qué tiene ya que mandar el Gobernador sobre ellos?... Un hombre, cuando le van à dar mulé, hace lo que le da la gana, menos escaparse... Además, que no se les molesta... al contrario, lo que les hace falta es un poco de distraición y beber unas copas con tranquilidad... ¿Han de estar todo el día rodeaos de paño negro?... Con media hora pa confesarse y otra media pa decir el «yo pecador», y recibir, y arrepentirse, queda un hombre al sol.

Como, después de todo, hablaba conmigo, por más que no me mirase, quise demostrarle que le escuchaba, y le pregunté:

-¿Cuál de los dos sale primero?

— El viejo, el viejo—repuso en tono firme. — Cuando el otro llegue allá, ya le habrán despachado á él. Hasta ahora es el que ha tenido más pecho... Paece mentira, ¿no es verdad? El chico me han dicho que está medio acabao. ¡Vaya un papanatas! ¡Como si por cantar la gallina le dejasen de apretar el gañote! Lo que debe tener un hombre ante todo es dirnidad, mucha dirnidad, y morir como Dios manda, sin dar que decir á la gente. —Pero ya ve usted que eso no se puede reme-

diar: unos son valientes y otros cobardes-repliqué en tono de mal humor.

- -Estamos en eso, caballero... Pero un hombre siempre es un hombre...
  - -Verdad.
  - -Y los hombres se portan como hombres.
  - -También verdad.
- —Y cuando no hay más remedio, hay que aguantar la mecha, tener paciencia, y barajar, y decir: «Pues, señor, otros han ido antes que yo, y otros vendrán también». Mire usted, caballero: yo he visto á una mujer... ya ve usted que una mujer no es lo mismo que un hombre.
  - -Cierto.
- —La he visto morir mejor que si fuese un hombre... Usted también la habrá visto... hablo de la Vicenta...
  - -¿Qué Vicenta?
  - -La Vicenta Sobrino.
  - -No, no la he visto.
- Es verdad que usted es joven repuso mirándome de arriba abajo; — pero bien pudieron haberle traído aunque fuese chico... Aquí se aprende mucho...
  - No vivia en Madrid.
- —¡Ay, caballerol Pues en los pueblos estas cosas se ven pocas veces... No es lo mismo que aquí, donde casi todos los años tenemos un espetáculo, cuando no son dos ó tres. Aqui se apren-

de á tener corazón y á ver lo que es el mundo...

Pues, como le decía, la Vicenta era mujer que valía lo que pesaba... ¡Tenía más agallas que un tiburón! La verdad es que daba gusto verla tan serena, porque al fin siempre es una fatiga verá una persona humana dando diente con diente y poniendo los ojos de carnero degollao... Yo he visto de todo... Mire usted, á la Bernaola la han tenído que subir á puñaos... y á muchos hombres también, no vaya usted á creerse. He visitado yo á algunos en la capilla, que paecía que se tragaban á medio Madrid: mucha copa de vino, mucha cháchara y mucho jaleo, y cuando llegó la hora de ser hombres, hincharon el hocico, haciendo pucheritos como los niños de la escuela.

Mi interlocutor hablaba siempre con los ojos clavados en la puerta del Saladero. No muy lejos de ella se promovió una reyerta entre los curiosos y los agentes de orden público, que hizo retroceder y ondular á la muchedumbre. Nosotros sentimos, aunque no muy fuerte, el efecto de esta agitación. El hombre de la capa exclamó:

—¡No puedo resistir à estos del orden!... ¡Mire usted qué modo de tratar al pueblo! ¡No paece más que ellos son los que nos dan permiso pa ver el espetáculo!

—Se me figura—dije yo—que va á salir el reo.
—¡Cal No, señor, no tenga usted cuidado; has-

- Cal No, senor, no tenga usted cuidado; hasta las ocho menos cuarto en punto no hay quien los menee. Echan un cuarto de hora pa llegar al campo; pero ¡buen cuarto de hora te dé Dios! El campo no está aquí á la vuelta; y como van á paso de carreta... ¿Qué hora es, caballero? Hágame el favor de mirar el reló.

-Las ocho menos veinticinco.

Una mujer dijo á nuestra espalda en voz alta:

—Manuela, ¿no sabes que los indultan? Acaba de llegar un soldado con el perdón del Rey.

Mi interlocutor se volvió instantáneamente, como si le hubiesen pinchado.

- —¡Qué perdón ni qué ocho cuartos! ¡Qué sabe usted lo que se dice!
- -Pus lo mismito que usted. ¡El diablo del hombre!

El hombre de la capa dejó escapar una exclamación de desprecio mirando á la mujerzuela de arriba abajo y dirigiéndose después á mí, me dijo en tono confidencial:

—Estas babiecas, en cuanto que ven á un soldado con un pliego en la bayoneta, ya se sueltan á decir que es el indulto. El indulto no se da casi nunca á última hora, porque tiene que llevar mucha requisitoria... Usted bien lo sabrá... Ayer ha estado el padre del chico á echarse á los pies del Rey, pero no ha conseguido nada. ¡Qué había de conseguir! De perdonarle á él, tenían que perdonar al otro también... y eso no podía ser... Asi que ya deben contarse entre los difuntos .. El Rey

no lo hace casi nunca de por si y sin consultar à los menistros... Eso lo sé yo bien, caballero, lo sé yo bien.

—Pues yo me alegraría mucho de que los perdonasen—dije con cierto fonillo irritado para protestar del afán de cadalso que adivinaba en aquel hombre.

-Eso es otra cosa-repuso un poco cortado. - Usted puede alegrarse lo que le dé la gana; pero lo que le digo es que no vendrá el indulto... Ellos siempre tienen esperanza, ya lo sé; están con el corbatín enroscado al cuello y todavia esperan los pobrecitos que vengan á sacarlos del barranco. Alguno he visto que se trago la pildora enterita desde muchos días antes; pero es una esceción... Aquél era un hombre con un corazón más grande que el palacio de Buenavista. Como aquél no ha habido otro ni lo habrá: se fué al palo con la misma cachaza que se iba antes á la taberna. ¡Que camelo dió al señor Gobernador y à los marranillos que andaban cerca de él! Todos se pirraban por meterle miedo y verle compungido. El Gobernador estuvo más de media hora hablándole del infierno y de las penas de los condenados; tizonazos por aqui, requemones por allá... ¡Como si hablase á la pared! El se reía, y de vez en cuando pedia una copa de aguardiente. Á todos los de la cárcel los traía azorados poniéndoles motes; à uno le llamaba mamoncillo; à otro,

que tenía un ojo torcido, virulento; al capellán de la cárcel, hopalandas... ¡Ni por un Cristo se quedaba nadie solo con él, y eso que le tenían con grillosl... Á mí me quería mucho, como amigo verdadero. Yo era entonces un muchacho. Había ido acompañando á su mujer al Palacio, y la vi echarse á los pies de la Reina, ¡Si viera usted qué modo de llorar, caballero! La Reina estuvo muy llana y muy buena; la levantó del suelo y la dijo que haría lo que pudiera, que se enteraría bien y hablaría con sus menistros; la dijo también que se fuera tranquila á su casa, que la pasaría un aviso. Todo el día estuvimos esperándolo y no pareció... La Reina no tenía la culpa, bien lo hemos sabido; era un menistro tunante el que estaba empeñado en apretar el cuello á aquel valiente... Por la mañanita temprano me mandó á llamar desde la capilla pa despedirse de mi... Pero... ¡callal, icalla! Ahora salen... Sí, sí, ahora salen... Mire usted cómo el coche se aprosima... Vamos á acercarnos un poco pa ver salir el reo. ¡Ya empiezan esos malditos á echar á rempujones la gentel Mire usted, mire usted; ya asoma la comitiva.

En efecto, los guardias de orden público hacían esfuerzos para despejar las avenidas de la cárcel. En la muchedumbre se engendró un movimiento tumultuoso de vaivén. Rumor áspero y confuso salió de su seno, esparciéndose por el aire. El piquete de soldados, que descansaba al pie del



muro, obedeciendo á la voz de su jefe, fué á colocarse junto á la puerta, y por ella comenzó á salir alguna gente con semblante triste y asustado: eran dependientes de la prisión, hermanos de la Paz y Caridad y los pocos curiosos que habían tenido influencia para entrar. Por último apareció el reo. Venía acompañado de un sacerdote y rodeado de guardias. Seguía á la comitiva bastante gente. Gastaba el reo barba cerrada, negra y espesa; la hopa que le cubría y el birrete que llevaba en la cabeza, el cual le venía un poco holgado, prestábanle un aspecto lúgubre, espantoso. Esforzábase, sin duda, en aparecer sereno; pero en su rostro demudado reflejábase tal expresión de dolor y angustia, que conmovía hasta lo más hondo del corazón. El hombre de la capa, que no se había separado de mí, dijo en tono satisfecho:

-Vamos... está pálido, pero bastante sereno... No se puede pedir más á un hombre... porque, ya ve usted, caballero, ¿á quién le gusta que le aprieten el gañote?...

El reo y el cura entraron en el carruaje. En la muchedumbre reinó por breves instantes silencio sepulcral; mas así que se cerró la portezuela, levantose nuevamente un insufrible clamoreo. El coche arrancó y emprendió la marcha lentamente: el piquete formó la escolta; los guardias procuraban hacer calle, dejando acercarse al carruaje solamente à los cofrades de la Paz y Caridad. El hombre de la capa me obligó á colocarme, como él, en las primeras filas de curiosos y caminar no muy lejos del reo.

El cielo seguía envuelto en un sudario ceniciento, y el piso no mejoraba en aquellos sitios. Á la verdad, no comprendo por qué razón me dejaba arrastrar por aquel hombre. Me sentía cada vez más aturdido, como si estuviese soñando. Iba sufriendo cruelmente, y no me pasaba siquiera por la imaginación la idea de que podía evitar aquel sufrimiento con sólo volverme atrás.

-Pues ya verá usted, caballero, lo que sucedió -dijo el hombre, siguiendo su historia mientras caminábamos hacia el cadalso. - Me mandó á llamar muy tempranito, y yo me planté en la cárcel por el aire. Antes de entrar á verle, me obligaron à quitarme la ropa. Los grandísimos puercos tenían miedo que le trajese algún veneno. Querían à toda costa verle en el palo. Para registrarme me pusieron en cueros vivos y me trataron como á un perro... ¡Mala centella los mate á todos!... Pero, después de muchos arrodeos, no tuvieron más remedio que dejarme entrar... «¡Hola! ¿Estás ahí, Miguelillo?-me dijo en cuanto me vió.-Acércate y agarra una silla. Tenía ganas de verte antes de tomar el tole pa el otro barrio.> Estaba fumando un cigarro de los de la Habana y tenía algunas copas delante. Había tres ó cuatro personas con

él, entre ellas el cura. «Acércate, hombre, y bebe una copa à tu salud, porque à la mia es como si no la bebieses. Aqui todos han trincado esta manana, menos el pater, que se empeña en no probar la gracia de Dios. » Bebi la copa que me echó, v hablamos un ratito de nuestras cosas. Yo no me cansaba de mirarle. Estaba tan sereno como usted y yo, caballero. Paecía que era á otro á quien iban á dar mulé. «¡Verdad que no estoy apurao, Miguelillo?... Eso hubieran querido los mamones de la carcel, pero no les he dao por el gusto... ¡Anda que se lo dé la perra de su madre!... Aquí el pater también me predica, pero es muy hombre de bien, y por ser muy hombre de bien le he servido en todo lo que hasta ahora ha mandao. Y era verdad, porque había confesao y comulgao sólo por el aprecio que le tenía. Cuando estábamos hablando entró un hombre pequeño, trabao y con las patas torcidas, y acercándose á la mesa le preguntó: «Oye, Francisco, ¿me conoces?» Él entonces levantó la vista, y contestó, bajándola otra vez: «Si, eres el buchi». - Es verdad, has acertao. ¿Tienes ánimo?—¿No lo estás viendo?—Ya veo. ya, que no se te encoge el ombligo... Vengo à pedirte perdón.-Anda con Dios, que tú no tienes la culpa de nada. Tú eres un pobre, que ganas el pan con tu trabajo.-Hasta luego.-Hasta luego». Después que salió el verdugo me vinieron á avisar pa que me fuese. Entonces él se levantó y

me abrazó como pudo (porque llevaba esposas) diciéndome: «Vamos, muchacho, no te fatigues tanto... Éste es un mal trago... Vaya por los muchos buenos que tengo entre pecho y espalda». ¡Después me echaron de la capilla y hasta de la cárcell... ¡Pero, caballero, apriete usted un poco más el paso, que nos quedamos atrás!...

Obedecí á mi compañero, como si lo tuviese por obligación, y nos colocamos otra vez en las primeras filas. El carruaje de la Justicia caminaba à unos veinte pasos de nosotros. La muchedumbre hormigueaba en torno del piquete y de los guardias, esforzándose para ver al reo. Algunos civiles de caballería, con el sable desenvainado, caracoleaban para dejar libre el tránsito, atropellando á veces á la gente, que dejaba escapar sordas imprecaciones contra la fuerza pública. Los habitantes de las pobres viviendas que guarnecen por aquellos sitios la carretera, se asomaban á las puertas y ventanas, reflejando en sus rostros más curiosidad que tristeza, y las comadres del barrio se decian de ventana à ventana algunas frases de compasión para el reo, y no pocos insultos para los que ibamos á verle morir. De vez en cuando, el rostro lívido de aquél aparecía en la ventani-Ila, y sus ojos negros y hundidos paseaban una mirada angustiosa y feroz por la multitud; pero inmediatamente se dejaba caer hacia atras, escuchando el incesante discurso del sacerdote. El

cochero, enmascarado como un lúgubre fantasma, animaba al caballo con su látigo, conduciéndolo hacia el suplicio.

La relación de aquel hombre había excitado mi curiosidad. Así que, después de caminar un rato en silencio, le pregunté:

-¿Y usted, cuando le echaron de la cárcel, se habrá ido á su casa?

-No, señor; me quedé cerca de la puerta para verle salir. Al cabo de media hora de espera, apaeció entre un montón de gente, lo mismo que este que va en el coche... ¡Ay, caballero, si viese usted qué otro hombre era! Ese maldito sayo negro que les ponen, y el gorro de la cabeza, le habian mudao enteramente. Paecia un alma del otro mundo. Montó, sin ayuda de nadie, en el burro que estaba á la puerta... Entonces no iban en coche, como ahora, sino montaos en un burro... Estaba mejor así, mo le paece á usted?... De este modo todo el mundo se enteraba y lo veía bien... Cuando rompieron á andar, me puse lo más cerca que pude, y él, que iba moviendo la cabeza á un lado y á otro, me guipó en seguida y me llamó con la mano. Me dejaron acercar, y me dijo: «Adiós, Miguelillo; estos cochinos me llevan á degollar como un carnero; vete pa casa, querido, que estás muy fatigao». Me dió un apretón de manos v se puso á hablar con el cura, que le reñía por lo que había dicho. Yo me separé, pero no quise marcharme. Seguí la comitiva hasta el mismo campo... hasta aquí, porque ya estamos en él. Le vi subir al tablao, le vi sentarse en el banco, le vi besar el Cristo que le ponían delante, y cuando le echaron el pañuelo sobre la cara, entonces me puse á correr y no paré hasta casa...

Habíamos llegado, en efecto, al Campo de Guardias y veíamos á lo lejos alzarse el lúgubre armatoste sobre el mar de cabezas humanas que lo circundaba. El clamor era cada vez más alto; la agitación se convertía en tumulto. Los gritos penetrantes de los pregoneros apenas se oían entre aquel rumor tempestuoso.

Mi compañero había guardado silencio. Yo, absorto completamente por la escena terrible que se preparaba, tampoco despegué los labios. Me había impresionado, no obstante, su cuento, y al fin, por hablar algo, y en tono distraído, le pregunté:

-Mucho lo habrá usted sentido, mo es verdad?

—¡Pues no lo había de sentir!... ¿Para qué he de engañarle á usted, caballero?—me contestó mirándome fijamente.—¡No lo había de sentir, si era mi padre!...

Quedé estupefacto. Sentí algo semejante al miedo y al asco, y no supe más que murmurar:

- Qué horror!

El hombre de la capa, al ver mi sorpresa, sonrió con humildad, como si me pidiese perdón, y continuó: —Me acuerdo que, cuando llegué à casa, mi madre me dió una paliza que me hubo de matar... no sé por qué... Decia que para que me acordase bien de aquel día... ¡Como si no me acordase bien sin necesidad de los palos!... Yo creo que estaba un poco guillá... La pobrecita no tardó dos meses tan siquiera en espichar... Desde entonces no he faltao nunca á estos espetáculos. Todos los que han ajusticiado en Madrid de cuarenta años pa acá los he visto yo... menos tres ó cuatro que no pude ver porque estaba enfermo... Pero lo que le digo á usted, caballero, es que ninguno..., y no es porque fuese mi padre..., ninguno ha tenido tantos higados pa morir como él...

La agitación de la muchedumbre continuaba en aumento. El caracoleo de los civiles y los esfuerzos de los agentes apenas bastaban à contenerla y á impedir, sobre todo, que turbase la marcha del carruaje.

El piquete de soldados que lo escoltaba tenía que estrecharse más de lo que exige la táctica, para poder caminar. Mi compañero me dijo con tono triunfal:

—Oiga usted, caballero; estos hombres se están matando para verlo y no conseguirán nada; pero nosotros lo hemos de guipar todito y con mucha comodidad... No se separe usted de mí... Iremos pegados á los faldones de los soldados, y llegaremos á debajo del mismo tablao, sin mayor incon-

veniente... Hay que saber arreglárselas... De algo le han de servir á uno los años que tiene sobre el cogote... Vamos, no afloje usted el paso... Apriétese usted contra mí y déjese llevar... ¡Que se está usted separando, caballerol... Agárrese usted á mi capa... ¿Qué es eso? ¿Se queda usted?... Hombre, lo siento, porque no va usted á ver nada... Vaya, adiós, caballero... adiós...





La confesión de un crimen.



,

•

.

•



## LA CONFESIÓN DE UN CRIMEN

n el vasto salón del Prado aún no había gente. Era temprano; las cinco y media nada más. Á falta

de personas formales los niños tomaban posesión del paseo, utilizándolo para los juegos del aro, de la cuerda, de la pelota, pío campo, escondite, y otros no menos respetables, tan respetables, por lo menos, y por de contado más saludables, que los de el ajedrez, tresillo, ruleta y siete y media con que los hombres se divierten. Y si no temiera ofender las instituciones, me atrevería á ponerlos en parangón con los del salón de conferencias del Congreso y de la Bolsa, seguro de que tampoco habían de desmerecer.

El sol aún seguía bañando una parte no insignificante del paseo. Los chiquillos resaltaban sobre la arena como un enjambre de mosquitos en una mesa de mármol. Las niñeras, guardianas fieles de aquel rebaño, con sus cofias blancas y rizadas, las trenzas del cabello sueltas, las manos coloradas y las mejillas rebosando una salud que yo para mí deseo, se agrupaban á la sombra sentadas en algún banco, desahogando con placer sus respectivos pechos henchidos de secretos domésticos, sin que por eso perdiesen de vista un momento (dicho sea en honor suyo) los inquietos y menudos objetos de su vigilancia. Tal vez que otra se levantaban corriendo para ir á socorrer á algún mosquito infeliz que se había caido boca abajo y se revolcaba en la arena con horrisonos chillidos; otras veces llamaban imperiosamente al que se desmandaba y le residenciaban ante el consejo de doncellas y amas de cría, amonestándole suavemente ó recriminándole con dureza y administrándole algún leve correctivo en la parte posterior, según el sistema y el temperamento de cada juez.

Esperando la llegada de la gente, me senté en una silla metálica de las que dividen el paseo, y me puse á contemplar con ojos distraídos el juego de los chicos. Detrás de mí estaban sentadas dos niñas de once á doce años de edad, cuyos perfiles—lo único que veía de ellas—eran de una co-

rrección y pureza encantadoras. Ambas rubias y ambas vestidas con singular gracia y elegancia. En Madrid esto último no tiene nada de extraordinario porque las mamás, que han renunciado á ser coquetas para sí, lo continúan siendo en sus hijas y han convenido en hacerse una competencia poco favorable à los bolsillos de los papas. Me llamó la atención desde luego la gravedad que las dos mostraban y el poco ó ningún efecto que les causaba la alegría de los demás muchachos. Al principio creí que aquella circunspección procedía de considerarse ya demasiado formales para corretear, y me pareció cómica; pero observando mejor, me convencí de que algo serio pasaba entre ellas, y como no tenía otra cosa que hacer, cambié de silla disimuladamente y me acerqué cuanto pude á fin de averiguarlo.

La una estaba pálida y tenía la vista fija constantemente en el suelo: la otra la míraba de vez en cuando con inquietud y tristeza. Cuando me acerqué guardaban silencio, pero no tardó en romperlo la primera exclamando en voz baja y con acento melancólico:

—¡Si lo hubiera sabido, no saldría hoy á paseo! —¿Por qué? —repuso la segunda.—De todos modos algún día os habíais de encontrar.

La primera no replicó nada á esta observación y callaron un buen rato. Al cabo la segunda dijo poniéndole una mano sobre el hombro:

#### ARMANDO PALACIO VALDES

- -- ¿Sabes lo que estoy pensando, Asunción?
- —¿Qué?
- —Que debías decírselo todo. Lola es buena niña, aunque tenga el genio vivo. ¿No te acuerdas cuando nos pegamos y nos arañamos porque le quité de ser la mamá?... Ya ves que le pasó en seguida...
  - -Sí, pero esto es muy distinto.
- -Ya lo sé que es distinto... pero debes decírselo.
- —¡Ay! No me mandes eso, por Dios, Luisa...

  De seguro no me vuelve á decir adiós, y se lo cuenta en seguida á sus papás.
- —¿Y no será peor que se lo cuente otra persona?... ¡Hay niñas tan malintencionadas!... Elvira lo sabe ya... no sé quién se lo ha dicho...

Profunda debió ser la impresión que esta noticia causó en el ánimo de Asunción, porque no volvió á despegar los labios y siguió escuchando consternada las razones de su amiga, que las amontonaba de un modo incoherente, pero con resolución.

El paseo se iba poblando poco á poco. El sol no se enseñoreaba ya sino de uno de los ángulos del salón: al retirarse dejaba claro y nítido el ambiente, en el cual resaltaban con admirable pureza el obelisco del Dos de Mayo y las agujas del museo de Artillería y de San Jerónimo. Los pequeños retrocedían ante la invasión de los grandes á

los parajes más apartados, donde establecían nuevamente sus juegos. Un chico rubio, vestido de marinero, se quedó fijo delante de nuestras niñas contemplándolas con insistencia, y no hallando al parecer conveniente la gravedad que mostraban, se puso á hacerles muecas en son de menosprecio. Luisa, al verse interrumpida en su discurso, se levantó furiosa y le tiró por los cabellos. El chico se alejó llorando.

Al cabo de un rato, cuando ya me disponía á dejar la silla para dar algunas vueltas, oí exclamar á Luisa:

-¡Calla... calla... me parece que ahí viene

Asunción se estremeció y levantó la cabeza vivamente.

—Sí, sí, es ella—continuó Luisa.—Viene con Pepita y con Concha y Eugenia... Es el primer domingo que viene después de la muerte de su hermano... ¡No te pongas así, niña!... No te asustes... Verás, yo lo voy á arreglar todo.

Asunción, en efecto, había empalidecido y estaba clavada é inmóvil en la silla como una estatua. Pronto divisé un grupo de niñas de su misma edad que se aproximaba; en el centro venía una completamente enlutada, morenita, con grandes ojos negros y profundos que debía ser la causante de los temores de Asunción. Luisa se levantó á recibirlas y echó una carrerita para cambiar 110

con ellas buena partida de besos cuyo rumor llegó hasta mis oídos. Asunción no se movió. Al llegar, todas la saludaron con efusión, no siendo por cierto la menos expansiva la enlutada Lolita. Después de cambiadas las primeras impresiones, observé que Luisa hacía señas á Asunción en ademán de pedirle algo, y que Asunción lo negaba, también por señas, pero con energía. Luisa, sin embargo, se resolvió á hacer lo que prétendía á despecho de su amiga, y llegándose á Lola, le dijo:

—Mira, Asunción tiene que decirte una cosa; vé á sentarte junto á ella.

Lolita se vino hacia la melancólica niña y le preguntó cariñosamente tocándole la cara:

-¿Qué tienes que decirme, Chonchita?

La pobre Asunción, completamente abatida, no contestó nada; visto lo cual por su amiga, tomó asiento al lado, y la instó con mucha viveza para que le contase lo que la ponía tan triste.

—Mira, Lola—comenzó con voz temblorosa y casi imperceptible,—después que te lo diga ya no me querrás.

Lola protestó con una mueca.

—No, no me querrás... Dame un beso ahora...Después que te lo diga, no me darás ningún otro...

Lolita se manifestó sorprendida, pero le dió algunos besos sonoros.

-Mañana hace un mes que murió tu hermano

Pepito... Yo sé que has tenido una convulsión por haber visto el ataúd... Á mí no me han dejado ir á tu casa porque decían que me iba á impresionar, pero toda la tarde la pasé llorando... Luisa te lo puede decir... Lloraba porque Pepito y yo éramos novios... ¿no lo sabías?

-INol

-Pues lo éramos desde hacía dos meses. Me escribió una carta y me la dió un día al entrar en tu casa: salió de un cuarto de repente, me la dió y echó á correr. Me decia que desde la primera vez que me había visto le había gustado, que podríamos ser novios si yo le queria, y que en concluvendo la carrera de abogado, que era la que pensaba seguir, nos casaríamos. Á mí me daba mucha verguenza contestarle, pero como á Luisa le había escrito también Paco Núñez declarándose, yo por encargo de ella le dije un día en el paseo: «Paco, de parte de Luisa, que si», y á la otra vuelta Luisa le dijo á Pepito: «Pepito, de parte de Asunción, que sí». Y quedamos novios. Los domingos cuando bailábamos en tu casa ó en la mía, me sacaba más veces que á las demás, pero no se atrevía á decirme nada... Á pesar de eso, una vez bailando, como estaba triste y hablaba poco, le pregunté si estaba enfadado, y él me contestó: «Yo no me enfado con nadie, y mucho menos contigo». Yo me puse colorada... y él también... Todos los días por la tarde iba á esperarme á la salida del colegio; se estaba paseando por delante hasta que yo salía y después me seguía hasta casa...

Aquí Asunción cesó de hablar, y Lola, que la escuchaba con tristeza y curiosidad, aguardó un rato à que continuase, y viendo que no lo hacia, le preguntó:

—Pero, ¿por qué me decias que después de contármelo no iba á darte más besos y todas aquellas cosas?... Al contrario, ahora te quiero más... Mira cómo te quiero.

Y Lolita al decir esto le daba apasionados besos.

—Espera, espera... no me beses... ¿De qué murió tu hermano? ¿No dijeron los médicos que había muerto de una mojadura que había cogido?

-Sí.

—Pues esa mojadura, Lola... la cogió por causa mía... Sí, la cogió por causa mía... Una tarde en que estaba lloviendo à cántaros, fué à esperarme al colegio... Le vi por los cristales metido en un portal... en el portal de enfrente... No traía paraguas. Cuando salimos yo me tapé perfectamente porque la criada había traído uno para mí y otro para ella... Pepito nos siguió al descubierto... llovía atrozmente... y yo en vez de ofrecerle el paraguas y taparme con el de la criada, le dejé ir mojándose hasta casa... Pero no fué gusto mío,

Lola... por Dios, no lo creas... fué que me daba verguenza...

Al decir estas palabras, le embargó la emoción, se le anudó la voz en la garganta y rompió á sollozar fuertemente. Lolita se la quedó mirando un buen rato, con ojos coléricos, el semblante pálido, las cejas fruncidas; por último se levantó repentinamente y fué á reunirse con sus amigas que estaban algo apartadas formando un grupo. La vi agitar los brazos en medio de ellas narrando, al parecer, el suceso con vehemencia, y observé que algunas lágrimas se desprendían de sus ojos, sin que por eso perdiesen la expresión dura y sombría. Asunción permaneció sentada, con la cabeza baja y ocultando el rostro entre las manos.

En el grupo de Lolita hubo acalorada deliberación. Las amigas se esforzaban en convencerla para que otorgase su perdón á la culpable. Lolita se negaba á ello con una mímica (lo único que yo percibía) altiva y violenta. Luisa no cesaba de ir y venir consolando á su triste amiga y procurando calmar á la otra.

El sol se había retirado ya del paseo, aunque anduviese todavía por las ramas de los árboles y las fachadas de las casas. La estatua de Apolo que corona la fuente del centro, recibia su postrera caricia; los lejanos palacios del paseo de Recoletos resplandecían en aquel instante como si fuesen de plata. El salón estaba ya lleno de gente.

Después de discutir con violencia y de rechazar enérgicamente las proposiciones conciliadoras, Lolita se encerró en un silencio sombrío. Al ver esta muestra de debilidad, las amigas apretaron el asedio, enviando cada cual un argumento más ó menos poderoso; sobre todo Luisa, era incansable en formar silogismos, que alternaba sin cesar con súplicas ardientes.

Al fin Lolita volvió lentamente la cabeza hacia Asunción. La pobre niña seguía en la misma postura, abatida, ocultando siempre el rostro con las manos. Al verla, debió pasar un soplo de enternecimiento por el corazón de la irritada hermana; destacóse del grupo, y viniendo hacia ella, le echó los brazos al cuello diciendo:

-No llores, Chonchita, no llores.

Pero al pronunciar estas palabras lloraba también. La cabecita rubia y la morena estuvieron un instante confundidas. Rodeáronlas las amigas, y ni una sola dejó de verter lágrimas.

-¡Vamos, niñas, que nos están mirandol—dijo Luisa.--Enjugad las lágrimas y vamos á pasear.

Y en efecto, llevándose el pañuelo á los ojos, ella la primera, con rostro sereno y risueño se mezclaron agrupadas entre la muchedumbre; y las perdi pronto de vista.



### LA BIBLIOTECA NACIONAL



.



#### LA BIBLIOTECA NACIONAL

ADRID posee una Biblioteca Nacional. Esta biblioteca se halla situada en la calle del mismo nombre que desemboca por un lado en la plaza de la Encarnación y por el otro en la de Isabel II. Es fácil reconocer el edificio. Además, posee en el barrio de Salamanca los cimientos de una nueva biblioteca construidos con todo lujo, perfectamente resguardados de la intemperie y rodeados de una bonita verja. Con tales elementos es fuerza convenir en que la capital de España no carece

de medios de instrucción y que todo el que desee estudiar puede hacerlo. No obstante, una cosa me ha sorprendido siempre, y es que la Biblioteca



ARKARD : ASLESS TRANS

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

in the second of the second of

Arramon del portal una escalera medianamente espectora, confederamento tapizada de polvo como conclusio à esta clase de establecimientos.

la cual termina en una portería ó conserjería donde hay generalmente sentados seis ú ocho señores ocupados en la tarea de mirar lo que entra y lo que sale y en charlar y discutir en voz alta á fin de que los que estudian dentro se acostumbren à concentrar su atención, como hacia Arquimedes en los tiempos antiguos.

—¿Me hacen ustedes el favor de una papeleta? —pregunta en actitud humilde el sabio, que ha Ilegado hasta allí tragando polvo.

El portero encargado de facilitarlas vuelve la cabeza y le dirige una mirada fría y hostil. Después sigue tranquilamente la conversación empefiada.

-¿Cuánto te ha costado á ti la contrabarrera?

—Lo que cuesta en el despacho: el amo ha pedido tres á un concejal y me ha cedido una.

-ITodos los pillos tienen suerte!

Mucha risa; mucha algazara. La conversación rueda después acerca de las probabilidades que Frascuelo tiene de echar la pata á Lagartijo. Los toros eran de Veragua, se podían lidiar con franqueza; sin riesgo; y el matador «se las tiraría de plancheta» como acostumbraba, sin...

—¿Me hace usted el favor de una papeleta? repite el sabio un poco más alto.

El portero le mira de nuevo con más frialdad si cabe, se levanta lentamente, moja el dedo para sacar una papeleta del montón y dice: -Pues yo te aseguro que no pago primadas. Á última hora ha de andar más bajo el papel...

—¿Quiere usted darme una papeleta?—dice el sabio con impaciencia.

—¿Tiene usted prisa, verdad, caballero?—responde el dependiente con cierta sonrisilla irrespetuosa.

El sabio escribe en silencio sobre la papeleta el nombre de una obra famosa, aunque reciente, y entra en el salón principal de la biblioteca. En cada extremo de él hay un grupo de señores convenientemente separados de los que leen arrimados á las mesas. El sabio de mañana vacila entre dirigirse al grupo de la derecha ó al grupo de la izquierda. Decidese al fin á emprender su marcha hacia el primero, procediendo logicamente. Uno de los señores de los extremos le toma la papeleta, mas antes de leerla le examina escrupulosamente de pies á cabeza, cual si tratase de sonsacarle, mediante su aspecto, qué intención perversa le había movido al venir hasta allí en demanda de un libro. Después que se entera del que pide, crecen evidentemente sus sospechas porque le acribilla á miradas escrutadoras, de tal suerte, que el presunto sabio baja la vista avergonzado, juzgándose un matutero de la ciencia. El empleado, sin dejar de mirarle, pasa la papeleta à otro empleado que á su vez le mira también con cuidado y la pasa á otro, y así sucesivamente pasa por todas las manos del grupo hasta que llega nuevamente á las del primero, el cual se la devuelve diciendo;

- Vaya usted alli enfrente.

Y nuestro sabio atraviesa el salón y se dirige al grupo contrario, donde sufre el mismo examen por parte de la inspección facultativa del gobierno, y se repite con ninguna variante la escena anterior. Al devolverle la papeleta le dicen también:

- -Vaya usted alli enfrente.
- -Ya he estado.
- —Entonces vaya usted al Índice... la primera puerta á la derecha.

En el Índice, un señor empleado lee con toda calma la papeleta, y sin decirle palabra desaparece con ella por el foro. Nuestro sabio espera una buena media hora tocando el tambor sobre las rejas de la valla con las yemas de los dedos. De vez en cuando levanta la vista á los estantes donde en correcta formación se halla una muchedumbre de libros feos, rugosos, mal encarados, que le infunden respeto. Ninguno de aquellos libros se acuerda va de cuándo fué sacado para ser leido. De ahi su respetabilidad. En este mundo las cosas de poco uso son siempre las más respetables; los senadores, los capitanes generales, los académicos, los canónigos. Casi todos tienen escrita sobre su severo lomo en letras muy gordas la palabra Opera. No se ve en torno más que

óperas; óperas arriba, óperas abajo, óperas delante, óperas detrás. En esto llega el señor empleado del Índice, silencioso siempre como un pez, y en lugar del libro le entrega de nuevo la papeleta. El sabio en estado de crisálida no sabe lo que aquello significa y da vueltas entre sus dedos al papel hasta que percibe dos palabritas de distinta letra debajo de su petición: no consta. El sabio, que es bastante listo, comprende en seguida que con aquellas palabras se quiere decir que no hay semejante libro. Lo mismo les ha pasado á todos los sabios que en el mundo han sido y han ido á leer á la biblioteca de la nación. Ningún libro reciente consta, ¿Y por qué había de constar? ¿No perdería mucho de su prestigio esta biblioteca, admitlendo sin dificultad cualquier libro de aver mañana? La Biblioteca Nacional no puede proceder como la de un particular: para que un libro tenga la honra de entrar en sus salones es necesario que el tiempo lo garantice, pues hasta ahora no se conoce nada mejor para garantir la ciencia que una serie de años, cuantos más mejor. Un libro nuevo, bien impreso, satinado y limpio, no encaja bien entre aquellas dignas y graves óperas, preñadas hasta reventar de latin y de ciencia.

Nuestro sabio torna à la portería meditando todo esto, y escribe sobre otra papeleta el título de un libro sobre filosofia, del siglo trece. La papeleta vuelve á pasar por las manos de los señores de los extremos; pero esta vez, sin que el sabio adivine la razón, se miran consternados los unos á los otros. Por último uno de ellos le dice en tono humilde:

—Caballero, el libro que usted pide está en uno de los últimos estantes y es un poco expuesto subir á buscarle... ¡Si á usted le fuese indiferente pedir otrol...

¡Pues no había de serle indiferente! Los sabios son muy finos y humanos. Nada, nada, no se moleste usted. Por nada en el mundo querría nuestro sabio exponer la preciosa vida de ningún empleado del gobierno. Así que, pian pianito vuelve sobre sus pasos hasta la portería, atormentando la imaginación para buscar una obra que fácilmente le pudiesen proporcionar, fuese cual fuese. Al fin no encuentra nada mejor que pedir el Quijote.

- -¿Qué edición quiere usted?
- -La que usted guste.
- —¡Ah! no, caballero, perdone usted; nosotros no podemos dar sino la edición que nos piden.
  - -Bien, pues la de la Academia.
- -Tenga usted entonces la bondad de consignarlo así en la papeleta.

Vuelta à la porteria. Al fin, después de una brega tan larga y deslucida, tiene la dicha de recibir el *Quijote* de manos del empleado. El sabio deja escapar un suspiro de consuelo. Estaba sudando. Trata de sentarse à una de las mesas que hay esparcidas por la sala; sobre las cuales, para que nada llame y distraiga la atención, no suele haber ni pupitre, ni papel, ni plumas, ni tintero; nada más que la madera lisa y reluciente, invitando al estudio y á la patinación. Al tomar una de las sillas, observa con dolor que está cubierta de polvo v quizá de algo más. ¿Qué tiene esto de particular? La ciencia y la porqueria no son enemigas declaradas: antes al contrario, parece que aquélla vive dichosa en los brazos de ésta, como lo atestiguan multitud de ejemplos. La sagrada Teología, muy especialmente, siempre ha tenido marcada predilección por la suciedad. En otro tiempo se medía la profundidad de un teólogo por la cantidad de grasa que llevaba adherida á la sotana. También la literatura manifestó siempre tendencias bastante pronunciadas en este sentido, y es cosa proverbial, sobre todo en las provincias, que nuestros literatos no se lavan sino cuando llueve. Hay hortera á quien se le saltan las lágrimas de entusiasmo contando alguna gran asquerosidad de Carlos Rubio, ó la manera de vivir de Marcos Zapata, --por más que respecto á este último, como amigo suyo que soy, puedo declarar que hav exageración. Fundándose, á no dudarlo, en tales razones, el gobierno de S. M. ha procurado mantener en la Riblioteca Nacional una conveniente y adecuada porquería, de cuya conservación están encargados algunos mozos no bastantemente retribuídos.

Nuestro sabio en agraz, que aún no ha llegado á las altas regiones de la ciencia, y que por lo tanto no comprende la ayuda poderosa que le prestarian en la investigación de la verdad aquellas manchas grises de la silla que mira con sobresalto, saca el pañuelo del bolsillo y lo coloca bonitamente sobre ella, sentándose después lleno de confianza.

¡Eal ya está sentado el sabio; ya sopla el polvo de la mesa y coloca el sombrero sobre ella; ya se saca á medias una bota que le oprime mortalmente los sabañones; ya tose y se arranca la flema de la garganta; ya trae el libro hacia sí, ya mira con curiosidad el sello de la Academia estampado en la primera página; ya empieza á leer.

«En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, rocin flaco...»

Tilin, tilin.

- -¿Qué es eso?-pregunta con sorpresa al compañero que tiene al lado.
- —Nada, que tocan á cerrar—contesta el otro levantándose.

El sabio entonces se levanta también; le sigue; devuelve el *Quijote* al empleado de quien lo recibiera; y se va á su casa.



.

1

.

# EL DRAMA DE LAS BAMBALINAS





## EL DRAMA DE LAS BAMBALINAS

I

NTOÑICO era una chispa, al decir de cuantos andaban entre bastidores. No se había conocido traspunte como él desde hacía muchos años. Era necesario remontarse á los tiempos de Máiquez y Rita Luna,

remontarse á los tiempos de Máiquez y Rita Luna, como hacia frecuentemente un caballero gordo que iba todas las noches de tertulia al saloncillo, para hallar precedente de tal inteligencia y actividad.

Solamente cuando falleció se estimaron sus servicios en lo que valían. Porque no era el traspunte vulgar que con cinco minutos de antelación recorre los cuartos de los actores gritando: «D. José, va usted á salir.—Señorita Clotilde, cuando usted guste». Ni por pienso; Antonico tenía en sul beza todos los pormenores indispensables para buen orden de la representación. Dirigia la tramo va con una precisión admirable, daba oportuno consejos el mueblista, hacía bajar el telón sin re trasarse ni adelantarse jamás. Cuando había necesidad de sonar cascabeles para imitar el ruido de un coche, él los sonaba; si de tocar un pito, él lo tocaba, v hasta redoblaba el tambor con asombrosa destreza, apagando el ruido para hacer creer. al espectador que la tropa se iba alejando. En los dramas en que la muchedumbre llega rugiendo à las puertas del palacio y amenaza saquearlo, nadie como él para hacer mucho ruido con poca gente: una docena de comparsas le bastaban para poner en sobresalto á la familia real: á uno le hacia gritar continuamente: ¡Esto no se puede sufrir! A otro le mandaba exclamar sin punto de reposo: Mueran los tiranos!, á otro, jabajo las cadenasl, etc., etc., todo en un crescendo perfectamente ejecutado, que infundia pavor no sólo en el corazón del tirano sino en el de todos los que se interesaban por su suerte. Además sabía arrojar piedras à la escena de modo que produjesen mucho ruido y no hiciesen daño á nadie. Algunas veces hizo también escuchar su voz desde las caias ó desde el sótano en calidad de fantasma. En fin. más que traspunte debía considerarse á Antoñico como un actor eminente, aunque invisible.

En el teatro era casi un dictador. Los actores le nalagaban, porque les podía hacer daño con un descuido intencionado; la empresa se mostraba satisfecha de él, y los dependientes le respetaban y le consideraban como jefe.

Era necesario verle con un reverbero en la mano derecha, el libro en la izquierda, una barretina colorada en la cabeza á guisa de uniforme, deslizarse velozmente por los bastidores, acudiendo á opuestos parajes en nada de tiempo, poniendo prisa á los empleados, respondiendo al sinnúmero de preguntas que le dirigían y esparciendo órdenes en estilo telegráfico como un general en el fragor de la batalla.





ba papeles de chula, se fuese del teatro dando un fuerte escándalo, diciendo à quien la queria oir que Antoñico pellizcaba las piernas à las actrices en las ocasiones propicias; y también que la mama de Clotilde, la primera dama, se quejase al empresario de que Antoñico fuese con demaslada prisa à levantar à su hija siempre que caía desmayada al terminarse un acto. Hay que convenir en que todo esto era feo y dañaba no poco à la respetabilidad del traspunte; que vuelvo à decir, era sin disputa el alma del teatro.

Sucedió, pues, que al medio de la temporada el primer tramoyista contrajo matrimonio. Era un hombre de unos treinta años de edad, feo, silencioso, sombrío, ojos negros hundidos, barba rala y erizada; inteligente con todo y amigo de cumplir con su deber. La mujer que eligió por esposa era una jovencita, casi una niña, linda, vivaracha, nariz arremangada, más alegre que unas castañuelas, perezosa y juguetona como una gatita. Se casó con el tramoyista... no sé por qué; quizá por su desahogada posición (ganaba seis pesetas diarias).

Para no privarse de su compañía un momento, el enamorado marido la trajo consigo al teatro. En los ratos que le dejaban libre sus ocupaciones, el pobre hombre gozaba con acercarse á su mujercita y darle un pellizco ó un abrazo furtivo. La muchacha, que no había entrado hasta entonces

en la región de los bastidores, estaba maravillada y contenta al verse entre aquel bullicio, y pronto fué una necesidad el pasarse tres ó cuatro horas todas las noches vagando por las cajas y por los cuartos de las actrices con quienes simpatizó en seguida.

Antonico, al verla por primera vez, se relamió como el tigre cuando atisba la presa. La barretina colorada sufrió un fuerte temblor y se dispuso á cobijar un enjambre de pensamientos tenebrosos y lúbricos. Mas como hombre experto y precavido, guardó sus ideas, contrarias á la unidad de la familia, debajo de la barretina, y aparentó no fijar la atención en la presa y dejar que tranquilamente fuese y viniese á su buen talante.

Sín embargo, una que otra vez al encontrarse en los pasillos le dirigía miradas magnéticas que la fascinaban y profería unas buenas noches preñadas de ideas disolventes. Como es natural, la bella tramoyista no dejó de sospechar el género de pensamientos que dentro de la barretina se escondían, y en su consecuencia decidió ruborizarse hasta las orejas siempre que tropezaba con el tigre-traspunte. Éste avanzó con cautela, paso tras paso. Nada de pellizcos, ni de palabrotas necias, ni de estrujones contra los bastidores: una actitud sosegada, dulce, casi melancólica, adecuada para no espantar la caza, algunas palabritas melosas y furtivas, varios conceptillos aduladores

envueltos en suspiros, y cuando todo estaba convenientemente preparado [zas! el salto que todos conocen: —«María, yo me muero por usted... perdóneme usted el atrevimiento... yo no puedo tener escondido por más tiempo lo que siento, etc., etc.»

La vivaracha tramovista quedó, como era de esperar, entre la uñas del traspunte. Y comenzó para ambos el período de los placeres amargos, la felicidad con sobresalto. Aparentando no mirarse, no se quitaban ojo; fingiendo que apenas se conocian, estaban siempre juntos: jel marido era tan sombrio, tan suspicaz! Necesitaban llevar á cabo prodigios de estrategia para no ser advertidos. Á veces pasaban cuatro ó cinco noches sin poder decirse siquiera una palabra. Puesta en tortura la imaginación, Antoñico ideaba las citas más estupendas y extravagantes; unas veces en el sótano, otras en el cuarto de un actor que estaba en escena; pero todas breves y agitadas, porque el tramovista era pegajoso como recién casado, y Antoñico no tomaba el aspecto de tigre sino con las damas.

Una noche en que el traspunte se sentía, por el ayuno forzoso de muchos días, más enamorado que otras veces, dijo algunas palabras rápidamente al oído de María y se perdió entre los bastidores. Ésta le siguió. Encontráronse en un rincón sombrío cerca del telón de boca; y el traspunte,

que conocía el terreno palmo á palmo, cogió de la mano à su querida, separó con la otra un bastidor y penetraron ambos en un recinto estrechísimo formado por telones y bastidores. Antoñico trajo hacia si el que había separado, y quedaron perfectamente cerrados. Los amantes pudieron gozar breves instantes del seguro que la experiencia y habilidad del traspunte habían buscado. En aquel extraño retiro nadie podía dar con ellos. ¿Nadie? Antoñico vió de improviso, en medio de su embriaguez, que por un agujerito abierto en el telón, un ojo les observaba; y su corazón de tigre diò un salto prodigioso dentro del pecho:-«María-dijo con voz temblorosa, imperceptible, estamos perdidos... nos están viendo... ¡silencio!... Quieres salir tú primero?» La animosa tramoyista corrió bruscamente el bastidor y se arrojó fuera. No había nadie. Antoñico salió detrás con el semblante pintado de interesante palidez. Su primer cuidado fué buscar por todas partes al tramovista. Halláronlo sumamente preocupado porque la chimenea de mármol que debía aparecer en el acto tercero había sido rota al trasladarla; tanto que no reparó en su mujer al acercarse.

—¿Lo ves, hombre—dijo María á Antoñico, como eres un gallina? Á ti el miedo te hace ver visiones.





#### Ш

RANSCURRIERON bastantes días. Las adúlteras relaciones de nuestros héroes seguían la misma marcha

tulce y borrascosa á la par: sobresaltos, temores, usias, vacilaciones sin cuento: regalos, vivos deles, instantes de dicha, con todo. Tal es el lote la pasión criminal. María había olvidado entente el episodio del agujero en el bastidor; Ano soñaba todavía algunas veces con aquel

o soñaba todavia algunas veces con aquel ojo fantástico, escrutador, y despertaba despavorido. Poco á poco se fué convenciendo de que había sido una ilusión del miedo y el miedo abrió paso á la confianza.

Una noche el tramoyista le habló de esta manera:

- —Oye, Antonico; ¿sabes que el tercer telón, el de las columnas, debía colocarse más atrás?...
  - -¿Pues?
  - -No hay perspectiva.
- —Sí la hay... y además tropezaría casi con el lago.
  - -El lago también puede correrse un poco.
  - --No hay sitio.
  - -Tenemos todavía metro y medio.
- -¡Qué hemos de tener, hombrel ¿Lo has medido?
- —Sí, lo he medido: ¿tienes tú ahí el metro?...

  Pues ven á verlo y te convencerás.

El tramoyista emprendió la marcha y Antoñico le siguió. Subieron por la estrecha y frágil escalerilla que conduce á las bambalinas. Cuando estaban á la mitad de la altura, el tramoyista volvió la cabeza, y sus ojos se encontraron con los del traspunte. ¿Qué había de particular en aquella mirada? ¿Por qué empalidece el rostro de Antoñi-co? ¿Por qué se le doblan las piernas?

Vacila un instante entre seguir ó retroceder: la barretina colorada se detiene y se agita presa de mortal incertidumbre. El tramoyista exclama:

—¡Diablo de escaleral... la subo setenta veces al día y no acabo de acostumbrarme... Me moriré del pecho, Antonico, me moriré del pecho.

El traspunte se siente fortalecido y sigue su camino.



#### IV

ma histórico, acaecido en tiempo de los godos. El primer galán era un mancebo muy simpático, rebosando de entusiasmo y de décimas calderonianas. La primera dama gastaba una túnica muy larga y comenzaba á llorar desde que subían el telón. El barba hacía de rey y debía morir al fin del acto tercero á manos del mancebo de las décimas: buena voz, potente y cavernosa, como convenía á un rey visigodo.

El público aguardaba con impaciencia la catástrofe. Cuando le parecía bien, bostezaba; cuando lo creía necesario, sacaba La Correspondencia de España y leía. Había muchas personas que llega-

ban á desear que el barba cayese pronto bañado en su sangre para escapar á casa y meterse en la cama.

En el acto segundo había un monólogo del rey, de inusitadas dimensiones. El público ya tenía entre pecho y espalda setenta y cinco endecasí-labos de este monólogo y se disponía á recibir con resignación otra partida no menos crecida, cuando de pronto...

—¿Qué ha pasado... qué sucede? ¿Por qué se levanta el público? ¿Por qué se puebla la escena de gente?

Un bulto, un hombre, acaba de caer de las bambalinas sobre el escenario con espantoso estruendo. Un grupo de gente le rodea en seguida. El público aterrado se agita y se alborota: quiere saber lo que ha pasado. Al fin uno de los actores se destaca del grupo y dice en voz alta: «que el traspunte Antonio García, caminando por los telares del teatro, había tenido la desgracia de caerse».

—¿Pero está muerto?... ¿está muerto?—preguntan varias voces.

El actor hace con la cabeza señal afirmativa.



# **LLOVIENDO**





## **LLOVIENDO**

vando salí de casa recibí la desagradable sorpresa de ver que estaba lloviendo. Había dejado al sol pavoneándose en el azul del cielo, envolviendo á la ciudad en una esplendorosa caricia de padre... 1Quién había de sospechar!...

En un instante desgarraron mi alma muchedumbre de ideas extrañas; la duda se alojó en mi espíritu atormentado. ¿Subiría por el paraguas? En aquella sazón mi paraguas ocupaba una de las más altas posiciones de Madrid; se encontraba en un piso tercero, con entresuelo y primero. Arranquémosle la careta; era un piso quinto.

Las escaleras me fatigan casi tanto como los dramas históricos. Á veces prefiero escuchar una

producción de Catalina ó Sánchez de Castro, con reyes visigodos v todo, á subir á un cuarto segundo. Me hallaba en una de estas ocasiones. La verdad es que llovía sin gran aparato, pero de un modo respetable. Los transeuntes pasaban ligeros por delante de mí, bien guarecidos debajo de sus . paraguas. Alguno que no le llevaba, vino á buscar techo á mi lado. Todavía aguardé unos instantes presa de horrible incertidumbre. Di algunos paseos en el portal y eché todos los cálculos que un hombre serio tiene el deber de echar en tales ocasiones. De un lado, del lado de la calle, la consiguiente mojadura; del lado de la escalera, la fatiga consiguiente. Por otra parte, los amigos estarían ya reunidos en el cafe despellejando á alguno, ¡tal vez á mí! Además, el café, según los datos que me ha suministrado una persona muy versada en estas cosas, debe tomarse inmediatamente (cuidado con ello), inmediatamente después de las comidas. Al fin adopté una resolución violentísima. Me remangué los pantalones y salí á la calle.

¡Pues qué! Yo que he aguantado sin pestañear noches enteras todas las leyendas de la Edad Media que el Sr. Velarde y otros ilustres mosquitos líricos de su misma familia han dejado caer desde la tribuna del Ateneo, ¡flaquearía ahora ante unas miserables gotas de agua? No en mis días. Si la faz no ha empalidecido, si el corazón no ha

temblado ante ningún poeta legendario, por cruel que se haya mostrado, las alteraciones atmosféricas no prevalecerán contra mi heroísmo.

En esta admirable disposición de espíritu atravesé casi toda la calle del Arenal. Sin embargo, no quiero ser hipócrita: declaro que fui todo el tiempo pegado à las casas, con lo cual evité que me cayese una tercera parte de agua de la que por clasificación me correspondía. Antes de llegar á la Puerta del Sol eché una mirada al cielo, mirada escrutadora que me hizo ver sombra arriba y sombra abajo. Esta mirada dió por resultado además el que tropezase con un guardia municipal, que me preguntó con severidad dónde tenía los ojos. Yo, lleno de respeto y sumisión hacia el poder ejecutivo, le contesté, procurando ablandar su corazón con una sonrisa:-Donde usted guste.-La verdad es que estuve demasiado humilde, casi rastrero, porque el guardia no llevaba la acera, pero la idea de la Prevención ejerce tal ascendiente sobre míl... Me contenté con volverme y echarle una mirada terrible, que cayó sobre su capote de hule y resbaló por encima como el agua resbalaba en aquel instante.

Las nubes no cejaban. La lluvia, en vez de ir disminuyendo gradualmente, para satisfacer el ideal de todo el que, como yo, no llevase paraguas, gradualmente iba aumentando. Al entrar en la Puerta del Sol, cruzaba muy poca gente. Algunos carruajes, cuyos aurigas parecian envoltorios de paño pardo; algunas mujeres remangando, con la coquetería que permitian las circunstancias, sus blancas enaguas, y dejando ver esbozos de pies fantásticos y perfiles de pantorrillas reales. Pero en aquel momento yo me preocupaba más de mis pantorrillas que de las ajenas, como era, después de todo, mi deber. El agua y el barro me salpicaban hasta las narices; los canalones vomitaban en las aceras torrentes, que procuraba salvar apelando á mis recuerdos gimnásticos.

Poco á poco, de un modo insidioso y solapado, tendiéndome sus redes en silencio y asegurando sus pasos con cautela, fué penetrando en mi corazón el temor del reumatismo. En el espacio que media entre la calle del Arenal y la del Carmen, casi se enseñoreó de él por completo. Sombrías perspectivas de fiebres catarrales, dolores en las articulaciones y fricciones de aguardiente alcanforado, se ofrecieron ante mi vista. Y con la visión intensa y terrible del alucinado, me vi metido en unos calzoncillos de bayeta amarilla.

Y temblé. Y echè una cobarde mirada en torno buscando un simón vacío. Los pocos que pasaban iban alquilados. Pero aún quedaban los portales. ¡Ah, los portales! Los portales me parecían un recurso de mala ley, indigno de ser tomado en consideración por el momento. Para estar metido en un portal viendo caer la lluvia, más valía haberse quedado en casa. Además, los portales estaban llenos de canalla, vagos de profesión, aventureros de la calle, gente sin hogar y sin paraguas. ¡Quién va á exponerse á que le roben el reloj o le secuestren!

Esto lo pensaba al cruzar por la calle del Carmen. Pues bien, al cruzar por delante de la de la Montera, ya pensaba otra cosa. Y es que las ideas del hombre se van modificando insensiblemente at través de la existencia. Las convicciones más profundas se desarraigan de nuestro espíritu cuando menos lo esperamos, la antigua fe deja paso á la nueva, y el entusiasmo se enfria y se calienta incesantemente durante nuestra peregrinación por la tierra. Cogidos de la mano, con fuego en el corazón, alta la frente y la pupila clavada en lo porvenir, hemos partido muchos para recorrer los campos de la política. Á los pocos pasos, ya se ha desprendido uno, á quien el temor ó la utilidad han solicitado, más allá otro, más allá otro: al poco tiempo la caravana se ha disuelto, y cada cual corre à refugiarse donde más le conviene, Esta es la vida. Una verdad innegable he sacado, no obstante, de su experiencia, y es que cuando llueve, todo el mundo se cobija.

Yo también claudiqué en aquella ocasión refugiandome en un portal, aunque con circunstancias atenuantes, pues era el de una fotografía. Las paredes estaban cubiertas de retratos: señoras bonitas, haciendo resaltar sus gracias con actitudes lánguidas, dirigiendo una sonrisa insinuante a todos los timadores y fosforeros que se paraban á contemplarlas; varones con los ojos extáticos, en muda y eterna admiración de algo que nadie sabe. Algunos caballeros estaban disfrazados, Había uno vestido de fraile haciendo oración entre las malezas de una sierra, con su calavera y todo al lado. Me dijeron que era un muchacho de la nobleza que habia renunciado al mundo por desengaños de amor. Bien se le conocía al pobre, á pesar de su vestimenta eremitica, que había tirado muchos tiros al pichón. Había otro con traje de doctorcon las cejas fruncidas y la frente arrugada como si tuviese agobiados los sesos bajo la pesadumbre de tanta jurisprudencia. Tenía un birrete en la mano y otro sobre la mesa, quizás para el caso de que se inutilizase el primero.

Seguia cayendo agua copiosamente. El cielo mostraba la faz severa, aunque tornadiza; algunas nubes grandes y oscuras rodaban sobre los edificios de la Puerta del Sol, desahogándose un poco de su peso; cruzaban con harta prisa para no presumir que pronto vendría un claro que permitiera escaparse. Los poquisimos carruajes que pasaban vacíos eran asaltados rabiosamente por los proscriptos de los portales, quedándose con ellos, como sucede en todo lo demás, los más osados.

Al fin, en cierto paraje del espacio se divisó un agujerito azul. Por aquel agujerito pasó tembloroso, y como avergonzado, un rayo de sol empapado todavía en agua, que fué á chocar en los cristales de los balcones más altos del hotel de la Paz. Al poco rato se divisó otro, algo más allá, y ambos se comunicaron pronto por medio de una extensa raya, azul también. Pero la lluvia no cesaba. Delante de nosotros empezó á funcionar una manga de riego. ¿Por qué salen á relucir las mangas de riego cuando llueve? No pretendamos averiguarlo. Hay más misterios en el cielo y en el Municipio de los que puede soñar la filosofía.

El sol hizo surgir los colores del iris en el chorro de agua que caia como un espléndido penacho sobre la calle. El empleado municipal lo sacudía sin curarse de su belleza, haciéndole servir á los fines de la policia urbana; mas el chorro salía altivo y alegre de la manga y se esparcía en el aire, cavendo en lluvia de plata unas veces, otras en Iluvia de cristal y otras de fuego. El rumor que producía al azotar el pavimento era dulce y gozoso. Yo y un perro de Terranova (me coloco el primero para no dar armas á los frenópatas del Ateneo) fuimos los únicos que supimos apreciar su hermosura. El perro, más exaltado ó con menos miedo al ridículo, se lanzó á la calle expresando su entusiasmo por medio de ladridos y saltos prodigiosos, ahora parándose bajo el chorro y

dejándose bañar, ahora brincando sobre él, ahora dando un millón de volteretas y haciendo cómicas contorsiones, sin cesar nunca de exhalar el frenesí de su entusiasmo en ladridos más ó menos correctos é inspirados, que de esto no entiendo. Me parece, no obstante, que había más sinceridad en ellos que en el soneto del Sr. Grilo á las cataratas del río Piedra, aunque, por supuesto, mucha menos fantasía.

La lluvia no cesaba. Con todo, se fué debilitando de tal modo, que ni para la salud ni para el sombrero había gran peligro en salir y llegar á Fornos. Así quise realizarlo, y desde luego me fuí pegadito á los edificios, observando cómo rápidamente el cielo se despejaba y la lluvia se enrarecía. Todavía continuaba mucha gente en los portales. Al llegar al del Ministerio de Hacienda, un brazo de mujer se interpuso en mi camino, y una manecita blanca y hermosa trató de averiguar si aún llovía. Era una mano fina, correcta, aristocrática, con graciosas y leves rayas azules; además, aún no estaba ajada, á juzgar por su color sonrosado y por la frescura é inocencia que se adivinaba en sus movimientos resueltos; la muñeca estaba aprisionada por un sencillo brazalete de oro; en los dedos brillaban algunas sortijas. Ahora bien, jqué hubieran hecho ustedes si se les colocase delante del rostro, á dos dedos de la boca, una mano semejante? Besarla, estoy seguro. Pues eso es cabalmente lo que yo hice: besarla y escaparme riendo sin echar siquiera una mirada á su dueño. Detrás de mí oí gran algazara y muchas carcajadas femeninas, por lo cual comprendí que se me perdonaba de buen grado la audacia. Llegué al café sano y salvo y de un humor excelente. Pero estuve un poco inquieto toda la tarde. ¡Los nervios, sin duda, los nervios!



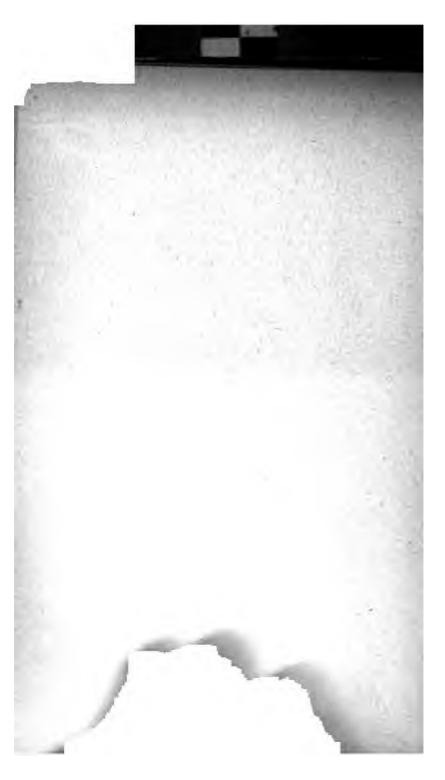

### EL PASEO DE RECOLETOS







#### EL PASEO DE RECOLETOS

ov à denunciarme ante el severo tribunal de la sociedad fashionable de Madrid, y entregarme con las ma-

nos atadas á su justa reprobación.

\*Egregias damas: señores sietemesinos: Tengo la vergüenza de confesar á ustedes que la mayor parte de los domingos y fiestas de guardar me paso la tarde dando vueltas en el paseo de Recoletos lo mismo que un mancebo de la Dalia azul. Y no subo hasta el Retiro, á admirar respetuosamente vuestros chaquettes y vuestros perros ratoneros, porque deje de poseer carruaje; pues si bien es mucha verdad que no lo poseo (¡misericordia!), no es menos exacto que tengo unas piernas que no me las merezco, las cuales han hecho con fortuna más de una vez la competen-

cia al tranvia, y de ello puedo presentar testigos. Me quedo, por tanto, en Recoletos sin motivo alguno que pueda justificarme, por pura perversidad, lo cual revela mi depravada indole. Vuestra conciencia distinguida se alarmaría aún más si supieseis...; pero no me atrevo à decirlol... ¡que me gustan mucho las cursis! ¡Perdón, señores, perdón! Ahora que he confesado mi indignidad descargando el alma del peso que la abrumaba, aguardo resignado vuestro fallo. Condenadme, si queréis, á perpetuos pantalones anchos. Los llevare como marca indeleble de mi deshonra, los pasearé hasta la muerte como la librea del presidiario... pero los paseare los domingos por Recoletos.>

El paseo de Recoletos no es bello ni grande. Los árboles que lo guarnecen dejan mucho que desear en cuanto a corpulencia y follaje; la acera que lo atraviesa à lo largo cansa y lastima los pies. Pero tiene la ventaja de estar dentro de la población. Parece hecho para la gente de negocios que dispone de poco tiempo para pasear. Los días de trabajo no suele haber mucha concurrencia: en cambio los domingos no hay quien camine libremente por allí, lo cual declara bien paladinamente la condición social de sus habituales concurrentes. Es el paseo de la burguesía, y esto basta para que se haya captado la antipatía de la sociedad distinguida y ociosa.

Mas en el sexo femenino que allí acude los días de fiesta suelen verse rostros muy lindos, dicho sea con perdón de aquella sociedad. Las damas que cruzan arrellanadas en su landau hacia el Retiro, podrán volver desdeñosamente la cabeza y no verlos; los jóvenes, que apetecen la gloria inmarcesible de vivir y morir perteneciendo al Velos, pasarán velozmente con la cabeza erguida, el sombrero ladeado y el bastón á guisa de lanza, dando miradas amorosas á todos los carruajes y ansiando descubrir su cabeza venerable ante alguna duquesa ajamonada, sin fijar la atención en ellos; pero no es menos cierto que allí están para honra y gloria de Dios y regocijo de los villanos y pecheros, que en tales lugares paseamos.

La palabra cursi, que la magnanimidad nunca bastante loada de los señores de la calle de Valverde ha introducido en nuestro diccionario, se emplea como proyectil mortífero contra aquellos rostros celestiales. Todo sietemesino bien criado tiene en su carcaj una buena cantidad de tales flechas para arrojar á la primer belleza anónima que se presente en su camino. Si habéis gozado la honra de acompañar alguna vez en sus expediciones gloriosas por la carrera de San Jerónimo á uno de estos jóvenes y habéis incurrido en la flaqueza de alabar la hermosura de alguna niña modesta, de seguro le habréis visto fruncir el noble entrecejo, alargar el labio inferior en testimo-

nio de desdén y dejar caer estas ó semejantes palabras:

 — ¡Pero, hombre, que siempre te has de fijar en estas cursilillas de media tostada!

Efectivamente, tengo esa desgracia. Lo mismo me pasa con las flores: la rosa y el clavel, las más cursilonas de la jardinería, son las que más me gustan. Pero no soy el único. Antes que vo el doctor Fausto fué decidido partidario de las cursis y por ellas vendió su alma al diablo. Los abonados al paraiso del Teatro Real saben muy bien que cuando Gayarre en el primer acto brama con voz atiplada la giovinezza, es con el objeto exclusivo de ir á decir ternezas á Margarita en el tercero. ¡Y quién era Margarita? Una muchacha que hilaba, barria, lavaba la ropa de sus hermanos y paseaba los domingos por Recoletos. Pues eso es precisamente lo que seduce á Gayarre, v bien se le conoce cuando se queda tan abrazadito con ella al tiempo de caer el telón y suelta aquellas feroces carcajadas el artista mallorquin señor Uetam.

En general, bien se puede decir que Goethe no ha amado ni pintado más que cursis. Margarita, Federica Brion, Carlota, Lili, Olimpia, eran mujeres muy bonitas, pero absolutamente incapaces de molestar con su charla desde las plateas del Teatro Real á los abonados de las butacas, los cuales, si no oyen la ópera en paz, en cambio tie-

nen el honor de ser molestados por alguna dama ilustre, descendiente de los guerreros de la reconquista.

Tengo la seguridad, pues, de que Goethe se hubiera paseado los domingos por Recoletos. Esto le habría enajenado las simpatías de los salones (si es que los salones pueden tener simpatías) y le colocaría en el concepto de los nobles sietemesinos (si es que los sietemesinos pueden tener concepto) muy por bajo del Sr. Grilo. Yo creo que ha hecho bien en vivir en la corte de Weimar donde tales flaquezas se perdonan fácilmente.

Y para terminar con el paseo de Recoletos. Ahora en la estación primaveral queda cubierto por una bóveda de follaje que le presta frescura y belleza. Cualquier ciudadano pacífico, incluso los poetas líricos, puede pasar un rato agradable viendo desfilar una muchedumbre de Margaritas rubias y morenas con las cuales se pudieran empezar novelas tan amenas, si no tan famosas, como la de Fausto. Además, en el centro del paseo hay un estanquillo.





## ľą cąsterľýďy





## LA CASTELLANA

acera de Recoletos termina en la plaza de Colón. A la derecha se encuentra la casa donde se fabrican las pocas pesetas buenas que hay en España. Á la izquierda está la que proporciona las pocas novelas bellas: la casa de D. Benito Pérez Galdós. Todos los españoles saben lo primero: muy pocos somos los que tenemos noticia de lo segundo. Pero los que lo sabemos-dicho sea para nuestra honra y prez-solemos mirar con más atención á la izquierda que á la derecha. Al cabo, las monedas que se fabrican en aquel gran edificio de ladrillos irán como esclavas sumisas á procurar deleites á los poderosos, á halagar sus torpes pasiones y sus vicios, mientras las novelas que se escriben en aquel alto y silencioso despacho vendrán

á posarse delante de nuestros ojos, dándonos algunos instantes de placer honrado, elevando nuestro espíritu y esclareciéndolo.

La inmensa mayoría, casi la totalidad de los hombres, guarda consideración y respeto á los ricos sólo por el hecho de serlo. Los grandes escritores sólo lo infunden cuando ejercen un cargo oficial. Y, no obstante, el rico es un hombre que trabaja y se afana únicamente para proporcionarse goces, de los cuales no nos hace, bien seguro, partícipes, mientras el escritor se priva de los suyos, gasta sus fuerzas, enferma del estómago ó la cabeza y acorta su vida para procurarnos deleite y cultura. Después se da por satisfecho con un estipendio parecido al de un albañil y con que le digamos: «¡Amigo, qué bonito libro ha escrito usted!»

El paseo de la Castellana, que sigue á la plaza de Colón, consiste en una amplia carretera para los caballeros y dos caminos estrechos á los lados para los peones. Hace unos cuantos años estaba concurridísimo por las tardes; la carretera se henchía de carruajes y los caminos de gente distinguida y ordinaria. Hoy apenas va nadie hacia allí, porque está á la moda el Retiro. Sin embargo, bien puede asegurarse, sin temor á engaño, que llegará un día en que la Castellana recobre su antiguo esplendor; al cabo de los años mil vuelven los coches por donde solían ir.

En los buenos tiempos de la Castellana observábase un fenómeno que atestigua bien claramente de la exquisita delicadeza de sentimientos que suele existiren nuestra sociedad distinguida, Como no había gente bastante para llenar los dos caminos que ciñen la carretera, acaecia que el paseo se fijaba en uno de ellos. Pues bien, las jóvenes distinguidas, no pudiendo soportar, como es natural, el contacto de otras jóvenes menos distinguidas, empezaban á desertar del paseo acostumbrado, yéndose por pelotones al otro camino. Desde allí, irguiendo la noble cabeza, miraban al través de la red de carruajes desfilar á sus enemigas naturales por el paseo de enfrente. Que en esta mirada se advertia un soberano desden, no hay para que decirlo, y que este desdén se hallaba perfectamente justificado, tampoco creo necesario demostrarlo. ¿Cómo ha de sufrir con paciencia, verbigracia la hija de un auxiliar de la clase de primeros que la de uno de la clase de cuartos pasee y disfrute de la vista del mundo en el mismo paraje que ella? Claro está que todos somos hermanos, pero no hay más remedio que atender un poco á los escalafones que de vez en cuando publica el ministerio de la Gobernación, pues para algo se publican. Además, este deseo de separarse de la muchedumbre y del vulgo señala en quien lo siente un espíritu fino y superior y temperamento aristocrático.

Sucedia, no obstante, que este temperamento,

ó abundaba en demasía, ó se falsificaba, como todas las cosas buenas, pues es lo cierto que unas tras otras, con más ó menos disimulo, todas las niñas del camino despreciado se iban pasando al camino despreciador, quedando aquel al cabo de algún tiempo totalmente desierto. Entonces las jóvenes del verdadero y genuino temperamento aristocrático se comunicaban, no sé en qué forma, sus impresiones dolorosas, y una tarde, cuando menos se pensaba, enderezaban el paso, arrastradas por altos sentimientos, al camino abandonado, donde permanecían hasta que de nuevo se veían molestadas y tornaban á ejecutar graciosamente la idéntica maniobra. Cuando la Castellana vuelva à ser lo que antes, el paseo más concurrido de Madrid, confiamos en que se repetirá este fenómeno consolador hijo de una noble altivez, sin la cual no es posible el refinamiento de las costumbres ni el progreso de los pueblos.

Aunque solitario, ó porque lo esté quizá, el paseo no deja de ofrecer atractivos, sobre todo para los melancólicos. No es frondoso y quebrado como el Retiro, ni presenta variación de ninguna clase; es una línea recta que se prolonga indefinidamente con cierta severidad clásica y municipal convidando á los graves y tranquilos sentimientos. La línea recta tiene también sus encantos, por más que yo prefiera la curva, como ya he tenido el honor de decir en tres distintas ocasiones. De noche, las dos hileras de faroles colocadas á entrambos lados de la carretera, ofrecen una perspectiva muy bella: son dos cintas paralelas y luminosas que van á perderse en un fondo oscuro, donde una imaginación viva puede forjar, selvas dilatadas, abismos inmensurables ó un desierto poblado de monstruos. No sé hasta qué punto la comisión de alumbrado público ha hecho bien en buscar este nuevo aliciente para excitar la fantasia del vecindario. Sin embargo, fuerza es confesar que en esta ocasión ha sabido herirla de un modo delicado y útil, revelando lo infinito por medio de una misteriosa é indefinida sucesión de faroles.

Adornando los flancos del paseo, álzanse un número considerable de hoteles y palacios de formas muy diversas, no siempre bellas, aunque si caprichosas. Nuestros banqueros y contratistas de obras públicas, no queriendo, como es natural, pagar tributo á lo prosaico de las construcciones modernas, han solicitado el concurso de las edades más poéticas de la humanidad y de las comarcas más pintorescas para levantar sus viviendas suntuosas. Se encuentran allí, á poca distancia unos de otros, palacios egipcios, árabes, asirios, babilónicos, gallegos y catalanes. Por regla general están rodeados de jardines que la naturaleza, secundada eficazmente por las mangas de riego, ha poblado de flores y verdor. He pasado muchas



Una mañana de primavera, impresionado por la reciente lectura de cierta novela de Octavio Feuillet, iba paseando distraído por aquellos silenciosos lugares gozando de la frescura y aroma de los árboles y de la grata soledad que allí imperaba. De pronto, al pasar por delante de uno de los palacios, creí percibir rumor de voces en el jardín. Al fin sorprendo á la enamorada pareja de este nido, me dije sonriendo; y con el corazón agitado y el paso cauteloso, me acerco á la verja revestida de una espesa cortina de madreselva y aplico el oído. Detrás del muro de verdura dos voces poco argentinas disputaban acalorada-

mente sobre el proyecto de conversión de la deuda.

Más allá de la Castellana se tropieza con el Hipódromo. Quisiera decir algunas palabras acerca del Hipódromo, pero creo que aún no ha llegado la época de juzgar con verdadera imparcialidad esta nueva institución. Las grandes reformas necesitan algunos años para desenvolverse y dar el fruto que el legislador ha buscado. Juzgando hoy aquélla, temo incurrir en errores y apasionamientos, de los cuales me arrepentiría ya tarde.



i.....

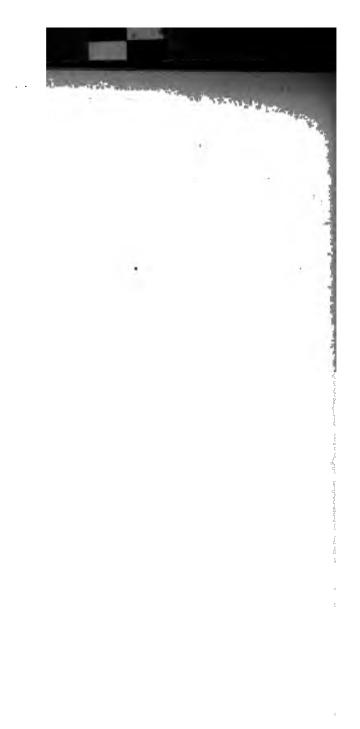

# LOS MOSQUITOS LÍRICOS





## LOS MOSQUITOS LÍRICOS

I



MILIO Zola sostiene que los poetas líricos de ahora son pajaritos que cantan en el árbol de Víctor Hugo.

Es la pura verdad. Carduci, Núñez de Arce, Copee, Sully Prudhome, Campoamor y otros pocos no hacen más que glosar con dulzura el canto sublime del titán del siglo xix, reflejar la luz gloriosa del astro que se está acostando entre vivas y esplendorosas llamaradas.

Los grandes poetas gozan el privilegio de fundar ciclos donde van à reunirse los que cierta misteriosa simpatía y una evidente semejanza en la manera de sentir y pensar arrastra hacia ellos. Sin remontarnos à tiempos antiguos, y fijándonos solamente en la época moderna, saltan á la vista ejemplos. Ahí está Goethe con su brillante falange de poetas alegres, serenos, razonadores y sensibles. Ahí está Byron con su numeroso cortejo de desgraciados, á quienes el mundo no comprende, almas doloridas, corazones que destilan sangre y versos lacrimosos. Y por último, vivo está todavía, por dicha nuestra, el egregio autor de las *Orientales* y las *Hojas de Otoño*, y viva también una gran parte de sus discípulos, cuyos trinos y gorjeos escucha el mundo con placer.

Ni quiere decir esto que la circunstancia de estar comprendidos en un ciclo prive á los poetas de originalidad. No hablamos aquí, ni valiera la pena de que hablásemos, de aquellos que rastrean servilmente la pista del maestro para posar sus pies en las huellas que va dejando, porque no merecen los tales nombre de poetas. Hacemos referencia tan sólo á los que, recibiendo impulso y dirección de algún ingenio extraordinario, caminan solos y sin andadores, representando cada cual dentro del ciclo un brillante color de los muchos en que la luz de la poesía puede descomponerse. Los que hemos citado más arriba pertenecen á ese número. Son poetas, por privilegio, de nacimiento, pero han nacido bajo la influencia de un astro que aún resplandece sobre el horizonte, y no pueden sustraerse á ella. Esto no les quita ningún mérito. Todos los objetos hermosos que existen en el riundo necesitan absolutamente la luz del sol, y, sin embargo, ¿quién se acuerda de éste al contemplar su belleza? Además, en el firmamento las estrellas con luz refleja aparecen tan bellas como las que la tienen propia. Algunas veces, cuando los astros de primera magnitud brillan muy lejos, no ostentan tanta hermosura como otros más pequeños y cercanos; bien así como tal ó cual poeta de la antigüedad, con ser mucho más grande, no nos produce la impresión viva y profunda que otros modernos de importancia secundaria, pero que participan de nuestra manera de sentir y pensar, y la reflejan.

Adviértase también que los ingenios extraordinarios que comunican movimiento y señalan derrotero á un período literario, los que Juan Pablo Richter denomina genios activos, son ó han sido muy pocos en el mundo. La mayor parte de los poetas que admiramos y nos deleitan pertenecen á la categoría de los que el mismo crítico llama genios pasivos, si bien, á nuestro entender, incluye en este número á algunos que merecen ser colocados entre los primeros, como Rousseau y Schiller.

Dejemos, pues, sentado que nos gustan todos los pájaros, ruiseñores, canarios, malvises y jilgueros que cantan en el árbol de que nos habla Zola. Ojalá nos fuera permitido pasar la vida reclinados dulcemente bajo su frondosa copa escuchándolos!

Y no es eso lo peor. Debajo del árbol no se difruta tampoco la paz y sosiego necesarios. Los mosquitos y moscones, las arañas, los cínifes y bichos de todo linaje no dejan un instante de atomentarle á uno con su zumbido cuando no con se pinchazos. Excuso decir que me refiero á la nul de poetastros de todos sexos, edades y condiciones que, para escarmiento de pícaros, existe en a capital.



II

ov á hablar de algunos de nuestros mosquitos más distinguidos. Conviene de vez en cuando sacudirse

las moscas. Divídense en cuatro grandes familias á cual más perversa y endemoniada. La primera es la de los mosquitos sentimentales, que son los de apariencia más inofensiva, aunque en realidad haya motivo para guardarse bien de ellos. Tienen un zumbido dulce y quejumbroso, que al principio no molesta gran cosa, pero que llega á hacerse insoportable. De estos mosquitos, algunos empiezan á disgustarse de la vida así que entran á cursar la segunda enseñanza; salen generalmente suspensos en los exámenes, reciben innumerables coscorrones del jefe de la familia y se ena-

moran perdidamente y en secreto de una mujer treinta años. Hasta aqui sus estragos no passon del circulo de la familia. Mas al llegar à los diezseis años comienzan á hacer coplas amargas cor la hiel, inspiradas por lo común en La desesperción de Espronceda, un estúpido y obsceno poer fabricado por algún estudiante de medicina para deshonrar el nombre del ilustre poeta, Estas & plas se escriben con lápiz mientras los papas figuran que está allá en su cuarto enfrascado el estudio, y sólo son admiradas de algún amir discreto que reciprocamente presenta á su admirción otras coplas no menos amargas. Tal vez que otra estas coplas, que ruedan por los bolsillos o los pantalones hasta que se pudren, caen en ma nos de la mamá al tiempo de coser ó acepillar ropa. La mamá, claro es, no sabe lo que aquel significa, pero corre á mostrárselo al papá, iv aqui fué Troyal Este considera à su hijo sumido en u piélago de liviandades, se pone lívido, lanza profundos suspiros de congoja, y después de un enérgico discurso, encierra al culpable bajo llave durante ocho días. La mamá, más dispuesta como mujer à los sentimientos dulces, acude à la religión y le lleva à confesar con un sabio jesuita, no sin que el joven poeta proteste sordamente, pues ya han huido de su atormentado espíritu las consoladoras creencias de los primeros años. Aunque pide perdón á su mamá y le promete no volver á escribir

porquerías, el mosquito sentimental no puede prescindir de continuar zumbando á escondidas de su familia. Las persecuciones, lejos de abatirle, encienden más y más el horno de su inspiración y le acaban de persuadir de que la copa de la vida está llena hasta los bordes de cierto licor ponzoñoso, y que él se encuentra obligado á apurarla hasta las heces. Un periódico semanal de la población se encarga de comunicar este su convencimiento al público, expresado en términos solemnes, aunque sin gramática. Desde esta fecha, nuestro mosquito comienza á gozar de una envidiable reputación que se extiende como mancha de aceite por toda la provincía.

No obstante, por más que la opinión favorable de sus paisanos sea un bálsamo precioso para cicatrizar las heridas del corazón, todavía no está satisfecho y medita seriamente un día y otro en venir á zumbar á Madrid, á fin de que se le oiga en todos los ámbitos de la Península. El papá, que ya se va convenciendo de que su hijo, aunque haya salido suspenso en la mayor parte de las asignaturas, llegará á ser hombre célebre, consiente en hacer un sacrificio. Ya le tenemos en la Corte. Á los cuatro meses justos publica una composición en cierta revista literaria, á los quince días otra, á à los quince días otra, y así sucesivamente sigue zumbando periódicamente durante dos años. Al fin se decide á coleccionar sus poesías en un tomo.

El papá vende una finca y le remite dinero. Pide un prólogo á Cañete, y este señor, que jamás se niega á tales cosas, dice al frente del libro en lenguaje castizo que hay en él composiciones muy lindas, y las cita; que el autor muestra por lo general mucha «elegancia, donaire y estro», y que el joven mosquito, si no se desgracia, llegará á ser un moscón insigne. Desgraciadamente, esta profecía permanece guardada como santa reliquia en el almacén de algún librero que ha aceptado el tomo en comisión. Transcurren meses sin que ningún humano venga en demanda del tomo de Preludios (estos mosquitos casi siempre ponen á sus zumbidos algún nombre musical; preludios, arpegios, acordes, calderones, etc.), hasta que el librero se cansa de tener tanto papel inútil en el almacén y decide volvérselo á su dueño ó comprarlo al peso. Esta es una de las soluciones. Otra consiste en que D. Modesto Fernández y González interponga su influencia para que el Ministerio de Fomento le tome quinientos ejemplares con destino á las bibliotecas públicas. Los súbditos españoles que las frecuentan no podrán menos de agradecer al Ministro el interés con que mira el cultivo de sus facultades imaginativas: todos los años les remite algunos miles de quintales de ternezas rimadas.

De todos modos, la falta de dinero es una de las causas primeras de mortandad en la familia de

los mosquitos sentimentales. Los que consiguen sobrevivir á tal causa y llegan á dar una velada en el Ateneo de Madrid, están salvados. El Ateneo es para los mosquitos el oxígeno. Cuando alguno anda alicaído, asfixiado por la indiferencia del público y á medio morir, no tiene más que venir á leer ante esta docta corporación, y se le verá inmediatamente revolotear lleno de vida y alegría El Ateneo, en achaque de versos, es de una potencia digestiva superior á la de los tiburones y avestruces. Los botones de metal y los pedazos de vidrio que dicen que estos animales digieren, no son nada comparados con los versos que yo he visto tragar en el Ateneo. Un padre cariñoso no haría más por su hijo que lo que suele hacer este cuerpo docente por los mosquitos de que acabo de hablar.





Ш

rra de las grandes familias en que se divide la especie de los mosquitos líricos es la de los filósofos ó

tras cendentales. No tiene la misma fuerza reproductiva, y por consecuencia no es tan numerosa, pero en cambio es infinitamente más devastadora. El mosquito filosófico suele leer mucho, y está, por lo general, bastante enterado de las literaturas extranjeras: apunta cuidosamente en un libro de mermorias las frases brillantes y los pensamientos profundos y esmalta con ellos sus híbridos engen dros: no es partidario del arte por el arte, ni sus ta de la literatura frívola que sólo aspira á conmo ver y recrear. De las tres dimensiones de los cue ros, longitud, latitud y profundidad, no ad-

mite más que la última. Es mucho más objetivo que sus colegas los sentimentales, y aun cuando manifiesta tendencias muy marcadas hacia el pesimismo, no llega à él por el camino puramente subjetivo y personal de aquéllos sino mediante el estudio reflexivo de los fenómenos y las leves, por lo cual su pesimismo es siempre más lúgubre, más desgarrador, como que es el resultado lógico de un sistema, de un vasto y profundo concepto de la existencia. Desde niño se observa en él gran amorá lo general y mucho desdén por lo particular. Estas nobles aficiones le han perdido á menudo en los exámenes durante la segunda enseñanza: se empeñaba en contestarlo todo à ratione y en resolver las más arduas cuestiones de plano y según le dictaba su alto entendimiento. En historia natural salió suspenso, porque habiéndole preguntado las clasificaciones, contestó que él no admitía clasificaciones en la naturaleza, que el mundo debía considerarse siempre en su unidad indivisible y permanente, y que todas las clasificaciones estaban sujetas á cambios incesantes, según los progresos que se hicieran en el estudio de la materia. Los profesores de instituto (salvo honrosas excepciones) son más dados á lo temporal que á lo permanente, y el mosquito filósofo padece por esta causa muchos vejámenes en los albores de la vida.

Después de formada su opinión en lo que atañe á la existencia, al amor, á la religión, á la muer-

le, etc., etc., nuestro mosquito adopta la manera que le parece más interesante para zumbarla al oldo del público. Unas veces se presenta con un escepticismo risueño y paradójico que parece deorá los lectores: «Yo no creo en nada, ni en Dios, ni en los hombres, ni en la madre que me parió; pero me gusta aprovecharme de las cosas buenas que en el mundo nos encontramos, como el amor, los buenos vinos, los paisajes bonitos, etc., etc., y vamos viviendo». Su maestro es Campoamor, à quien imita no tan sólo en el pensamiento sino en la frase, expresando las ideas elevadas y abstrusas en forma llana y corriente, y así como el Ilustre poeta, también él desciende á los pormenores vulgares de la existencia y se complace en describir lo pequeño é insignificante.

«Yo no voy á la escuela aunque me pegue mi señora abuela.»

¡Qué sobriedad tan encantadora! ¡Qué amable sencillez se advierte en esta y en otras frases que se encuentran esparcidas por una muchedumbre de poemas no bastante apreciados del público!

Otras veces prefiere envolver sus vastas concepciones poéticas y metafísicas en un misterioso simbolismo atestado de laberintos. Su modelo entonces es el Fausto de Goethe, ó el Manfredo de Byron. Pasa uno cuantos años escribiendo un grandioso poema, del cual lee solamente de vez en cuando, en Academias y Ateneos, algunos frag-

mentos que dejan en suspensión y espanno el árimo de algunos amigos. En este poema todos los seres arimados ó inanimados del universo expresen su opinido acerca del misterio de la existencia: v de la suma de estas ideas se propose el autor que resulte la clave de todo. Las diversas opiniones se expresan en el poema del mosquito filósofo por medio de voces que van sucesivamente gritando por las págines del libro. Cuanto existe y cuanto ha existido tiene voz y voto en el poems: la vos de la exclapitud, la vos de la libertad. la vos de las ciudades, la vos de los campos, la vos de la iglesia, la voc de la administración, la vos de los colegios electorales, la voz de los tribunales colegiados, la vos de los edificios del Estado, etc., etc. Pero las cosas mejores las dice siempre una von anónima, que debe de ser la del autor. De todo ello resulta que la vida es un lazo insidioso que nos ha tendido una voluntad perversa, y que para vencer á esta voluntad no hay otro medio que el suicidio, el suicidio de la humanidad entera.

Á pesar de estas lúgubres y espantosas conclusiones, y del pesimismo que mina su preciosa existencia, el mosquito filósofo gusta extremadamente de que *El Imparcial* y *El Globo* digan en su hoja literaria que zumba con corrección y elegancia.

Viene después la familia de los legendarios, que estaba á punto de desaparecer de la fauna, y que merced à ciertos trabajos misteriosos de la naturaleza poderosamente secundada por la sección de literatura del Ateneo de Madrid, ha vuelto à cobrar vida en estos últimos años.

Los legendarios aborrecen la edad moderna y desprecian la antigua. La única época histórica que les seduce es la comprendida entre la irrupción de los bárbaros y el Renacimiento. Dentro de esta época la institución que despierta en su juvenil fantasia mayor copia de romances octosilabos y endecasilabos, es el feudalismo. El mosquito legendario no comprende cómo se puede vivir sin almenas, sin alfanjes, puentes levadizos, cascos y cimitarras. El amor no tiene atractivo para él sino cuando la dama aguarda toda la noche á su galán en una ventana del castillo, sin miedo á catarros ni a reumatismos, y el galán despacha al otro barrio media docena de deudos para llegar hasta ella Los combates, las emboscadas, los asaltos, los Pisos que se hunden para sumirle á uno en Profunda mazmorra, los fosos, los despeñadeetc., etc., son las únicas cosas que entusiasman a nuestro mosquito. En su concepto, no se puede vi vir à gusto sino con el alma en un hilo. Sus poemas, por consiguiente, están saturados de aquellos elementos que admiten muchas y variadas combina ciones, según puede verse en las infinitas leyendas que los lectores habrán, sin duda, oído recitar en su vida.

El argumento es lo único permanente ó inalterable en estas leyendas; un amor desgraciado por la enemistad tradicional de los papás de losnovios. dos señores feudales de cortos alcances y que padecen de atrabilis; los chicos que no se resign sun á ser desgraciados y continuan sus relaciones hasta que una noche los sorprenden juntos y 10 arman un belen; el padre de la niña que encierra á su presunto yerno en una mazmorra, y le tierre á pan y agua sujeto con cadenas; el novio que 🛸 escapa ayudado por la niña, y viene después su mesnada á dar un asalto á su suegro; rapto de la novia; el papa suegro que no se resigna, ar su mesnada y va á dar otro asalto á su yerno le lleva la novia; el yerno, que tiene muy mal pulgas y arma de nuevo su mesnada y vuelve robar la chica, etc., etc. Los asaltos se prolong hasta que la novia, fatigada de tanto trasiego « un castillo á otro, se decide á expirar.

Con este sencillo argumento, que muchos año de uso han consagrado, lograron triunfos impere cederos una muchedumbre de mosquitos, cuyo nombres guardará tan cuidadosamente la historia que nadie los averiguará jamás. Dentro de el caben infinitas combinaciones, bellas é interesantes, según el número y distribución de los asaltos y lo sangriento de la lucha; según la calidad del novio, que puede ser caballero y trovador ó caballero solamente; el carácter del paisaje, que

puede estar cerca del océano ó en lo interior de la sierra; el corcel del amante, que puede ser blanco, negro ó alazán, etc., etc. De todos modos, yo aconsejo á los jóvenes líricos que no se aventuren por ninguna consideración á cambiarlo, pues al romper con los usos establecidos se corre grave peligro, y no en vano está sancionado desde tiempo inmemorial por cien generaciones de mosquitos.

Por último, hablare del mosquito clásico. Lleva la ventaja á sus compañeros de que ha estudiado regularmente la segunda enseñanza y conoce la retórica de Hermosilla. Ha obtenido siete escribanías de plata en otros tantos certámenes poéticos abiertos en varias provincias de España, y en todas partes se han hecho. lenguas de su forma, que los periódicos califican constantemente de gallarda. Como es natural, desprecia profundamente el fondo, en el cual no ha brillado ni brillará, y admira en primer término, tratándose de poésía, la paciencia, que es la facultad que todo clásico debe cultivar con predilección. Así que, cuando habla de alguna composición poética, nunca se mete à averiguar si es elevada ó rastrera, original ó vulgar, si tiene ó no tiene inspiración: lo único que aprecia en ella es si está ó no está bien trabajada. No puede ver á un buen ebanista dando los últimos toques á una cómoda sin exclamar para sus adentros: ¡Qué lástima de poeta!

Por lo general viene á Madrid recomendado á

D. Aureliano Fernández-Guerra ó á Barrantes, á quienes admira de buena ó de mala fe, que eso no importa, y les lee unos cuantos sáficos adónicos y algunas espinelitas. Los académicos se dignan decirle que es muy «donoso y maleante», y que sus composiciones están llenas de «sentencias briosas y sales irónicas». Abroquelado con este juicio nuestro mosquito, da algunas lecturas en la Juventud Católica y publica varios fragmentos en La Defensa de la Sociedad, hasta que, por consejo de sus amigos académicos, deja repentinamente de zumbar. Escribiendo y publicando no se va á ninguna parte. Para que un literato alcance respetabilidad y obtenga la admiración de la gente, es condición ineludible que no escriba poco ni mucho.

Entonces el mosquito clásico se dedica á despellejar á Echegaray, á Castelar, á Pérez Galdós, y en general á los escritores que son leidos y aplaudidos. Al mismo tiempo se deshace en elogios de todo lo ñoño, pobre yridículo que se publica ó se representa, con lo cual satisface sus instintos y á la vez regocija á los astros literarios que le ilumínan en su carrera.

Es el peor intencionado de los mosquitos que hemos estudiado, y por eso es el único que tiene buen paradero. Sus compañeros arrastran una vida miserable y triste; ó vuelven á vegetar á su pueblo, ó se distribuyen por los ministerios de auxiliares y escribientes, ó entran de factores en alguna compañía de ferrocarriles, ó mueren en el hospital. Pero el mosquito clásico ini por piensol Ahí están sus protectores, que le hacen archiverobibliotecario, ó le dan una comisión lucrativa en país extranjero, ó le ayudan á salir diputado y á ser director general y ministro. Después de algunos años de mantenerse firme en no escribir, de frecuentar los salones aristocráticos y de despellejar sin piedad á cualquier escritor que muestre talento y fantasía poco comunes, el mosquito clásico como recompensa de su brillante campaña es conducido en triunfo á la Academia de la Lengua. Que á todos mis lectores deseo. Amén.





## EL ULTIMO BOHEMIO





#### El último bohemio.

o hace todavía dos años que pasando por la Carrera de San Jerónimo di con un amigo perio-

dista, que me dijo al tiempo de saludarme:—Vaya usted por la calle de Sevilla y verá usted á Pelayo del Castillo acostado en la acera.

Había oido hablar muchisimo de este personaje y tenia la cabeza llena de sus extravagancias y proezas tabernarias: había visto en los teatros una pieza suya titulada *El que nace para ochavo*, no desprovista enteramente de gracia. No quise, pues, perder la ocasión de conocerle. Á los pocos pasos encontré à Urbano González Serrano, conocido seguramente de todos mis lectores, y le invité á venir conmigo, lo que aceptó con gusto.

Ambos nos dirijimos al lugar que me habían designado, ó sea, la acera de la calle de Sevilla colocada en el sitio de los recientes derribos, donde tumbado boca arriba, con la cabeza apoyada en una piedra y expuesto à los rigores del sol, vimos à un mendigo sucio y desharrapado. ¡Cómo se nos había de ocurrir que aquel hombre fuese Pelayo del Castillol Tenía la cabeza enteramente descubierta y llena de greñas, el rostro encendido, el cuerpo envuelto en un andrajo que parecía el residuo de una capa, los pies metidos en dos cosas asquerosas que en otro tiempo habían sido alpargatas.

Todo nos volvíamos mirar á un lado y á otro explorando la calle en busca de nuestro literato, sin lograr hallarle. Al fin nuestros ojos se encontraron y le pregunté recelosamente designando al mendigo:

-¿Será ése?

—¡Imposible!—replicó Serrano.

No obstante, en la frente de aquel hombre había algo que no suele verse en las de los braceros. Era una frente degradada, pero era una frente donde se había pensado. Insistí en que lo averiguásemos, y acercándonos á él, Serrano le sacudió levemente.

—Oiga usted... ¿es usted D. Pelayo del Castillo?

El mendigo se incorporó lentamente y restre-

gándose los ojos y abriêndolos con dificultad á causa de la gran irritación de los párpados,

No señor, yo no soy ese Pelayo del Castillo.

Serrano quedó un instante suspenso. Los dos comprendimos, sin embargo, que era él.

-¿De veras no es usted Pelayo del Castillo? -No señor,

Después de comunicarnos en voz baja nuestra opinión contraria, sacamos cada cual una moneda del bolsillo. Tome usted.

No señor-repuso rechazándolas con la mano y el gesto,—yo no puedo aceptar eso... Yo no les conozco á ustedes.

Somos dos aficionados á las letras; tome usted.

Con algún trabajo hicimos que al fin las acepase. Levantando entonces la cabeza que tenía doblada sobre el pecho, nos preguntó:

—¿Á quién debo dar las gracias?...

-Nuestros nombres no importan nada: somos os amigos de la literatura: quede usted con Dios.

Y nos alejamos apresuradamente mientras él petía esforzando la voz:

Gracias, caballeros... yo quisiera saber...

À los pocos pasos volvi la cara. Estaba miranlas monedas. Al verle de aquella suerte, sendo en el suelo, cubierto de andrajos y la cabeza

desnuda al sol, me senti conmovido. ¡Será pos i ble que ese desdichado sea un literato; que haya es cuchado los aplausos del público y alternado con los hombres más distinguidos de España! Y en aq ue instante se me ocurrió escribir algo acerca del estado en que se hallan los literatos y artistas en nuestra nación. Celebro no haberlo hecho, por que desde entonces hasta ahora se han modificat do bastante mis opiniones en este asunto.

Impresionado por el espectaculo que acab en de presenciar, no pude menos de dirigir in me elle amargas recriminaciones a la patria que deja recer de hambre à todo el que se dedica al elivo de las letras y las artes y ensalza y pone su cabeza à cualquier necio que se engolfa en la política sin más equipaje que su desvergüen en Algo, y aun mucho de esto, es verdad; pero no esto cesario examinarlo en todos sus aspectos.

Primeramente, la nuestra es una nación de di esta millones de habitantes. Por lo mismo, estabsurdo pretender que el literato que vive del púllo, sea aquí remunerado como en Francia ó más de ser el número de lectores menor en absoluto, lo es también relativamente. Si en Francia quiera uno, entre otras razones, porque no saben, y es fuerza, por lo tanto, que este uno ó este me-

dio por ciento eche sobre sus hombros la carga de alimentar á todos los que con razón ó sin ella nos dedicamos á escribir para el público. Harto hace, á mi entender, con ayudarnos á vivir modestamente: no le pidamos hoteles, coches y alfombras como en Francia ó Inglaterra, porque no puede dárnoslos.

Claro es que el número insignificante de lectores depende del atraso del país, del detestable gobierno que nos ha regido, nos rige y nos regirá, de la influencia venenosa de la política y de otras mil ca usas enumeradas á la continua en libros y en periódicos. Aquí está la parte de culpa de la nación, que realmente no es menuda.

Mas también los artistas y literatos ayudan con su conducta al estado miserable en que se hallan. En España se ha entendido hasta ahora que el poeta ó el artista es un ser mitad humano mitad angélico á quien no sientan bien los deberes y hábitos exigidos á los demás hombres. Todo hombre debe trabajar para ganarse el sustento; pues el literato no. Todo hombre debe ser previsor y separar de lo que gana una parte para mañana; pues el literato está exento de tal carga. Pasar la vida holgando y tomar la pluma en los momentos de inspiración (que no suelen venir precisamente cuando se está ayuno); vender los productos del ingenio al primer editor usurero con quien se tropieza; gastarse el dinero alegremente en un día y

pasar el resto del mes viviendo del crédito, si es que lo hay; tal ha sido hasta la fecha el proceder de la mayor parte de nuestros literatos. En algo se han de distinguir los seres inspirados de los que no lo son.

Y si ésta era la conducta de los grandes ingenios, de los hombres más eminentes, calculese cuál sería la de los adocenados, los que no pudiendo elevarse hasta ellos por la belleza de las obras imitan su vida exterior y hasta pretenden oscurecerla (y á veces lo consiguen) por medio de enormes extravagancias y atrocidades. Hubo una época en que la bohemia invadió toda la literatura. Para ser literato era preciso no sólo ser un perdulario sino afectarlo; vivir à la ventura, no pagar à la patrona (éste era el artículo primero del código bohemio), dormir algunas veces al aire libre, rodar noche y día por los cafés, pedir dinero á todo el mundo con resolución de no volverlo, ponerse las camisas y las botas de los amigos, dar mico al sastre, jugar, emborracharse, etc., etc. Los que tenían gracia solían emplearla en estas cosas y se hacían célebres. Todavía se cuentan con entusiasmo las pasadas que á sus patronas, sastres y zapateros han jugado algunos escritores de menor cuantía, y hay quien les admira por ellas más que por sus obras. Quizá tengan razón, porque estos literatos tan chistosos para no pagar, no solian serlo tanto para escribir.

De la falange de los bohemios, que repito comprende la mayor parte de los escritores que han parecido de treinta ó cuarenta años á esta parte, algunos, muy pocos por supuesto, han conseguido inmortalizarse con sus escritos. Otros abandonando la literatura se han hecho personas formales y han entrado en la política ó los negocios; estos son los que mejor han librado. Pero uno que otro, ô más viciosos ó más soberbios ó menos aptos, han Persistido con extraña tenacidad en su vida aventurera y en sus costumbres abyectas que los han conducido rápidamente á un abismo de degradación. El representante genuino de estos últimos, el más empedernido, el que gozaba de más notoriedad era Pelayo del Castillo, fallecido recientemente en el hospital. Este desgraciado fué víctima de su indolencia y de sus vicios, pero en parte también de las ideas dominantes en su tiempo acerca del papel que en el mundo debe el literato representar. Si en vez de celebrarse como chistes los vicios, el desaseo, la desvergüenza y el desarreglo de las costumbres, se consideraran como graves y repugnantes defectos, ni éste ni otros desdich ados hubiesen llegado á tal extremo de miseria\_ Nada hay tan funesto como presentar al hombre un ideal que no esté de acuerdo con los Preceptos de la virtud y halague al propio tiempo sus malas propensiones.

Por fortuna el ideal ha desaparecido y sus re-

presentantes no tardarán en desaparecer. El literato ya no cide a la sociedad privilegios inmorales: es un hombre que debe trabajar como los demas y sacar el mejor partido posible de sus productos.

Si no puede vivir de la pluma, porque en España no existan todavía medios de remunerarle cumplidamente, debe alternar sus ocupaciones literarias con otras de diversa indole. Si puede vivir, aunque sea modestamente, debe trabajar diariamente como cualquier otro obrero. Claro es que no se le han de exigir las mismas horas de tràbajo que à un covachuelista, porque el del escritor es más intenso; pero se marcará las que sin detrimento de la salud pueda llenar. La teoría de la inspiración es falsa y ridicula. La inspiración acude delante de las cuartillas y de los libros, no en las mesas de los catés ni en las salas de juego. Cuando no gusta lo que se ha escrito, se rompe y se escribe de nuevo preparandose convenientemente con el estudio y la meditación; pero no se van á buscar ideas á la ruleta.

Hay ejemplos irrecusables que comprueban la verdad de lo que acabo de manifestar. El hombre más inspirado del siglo xix, Victor Hugo, el inmortal autor de las Hojas de Otoño, trabaja diariamente un número crecido de horas. Balzac, el coloso que rivaliza con el, trabajó más que nadie en el mundo. Ni uno ni otro han necesitado esperar la inspiración jugando á las siete y media. No obstante, es fuerza declarar que para hacer lo que estos hombres, además de su ingenio soberano, se necesita un gran vigor corporal que pocos poseen: más á nadie se le pide sino lo que puede ejecutar buenamente.

Abandonemos, pues, para siempre el romanticismo bohemio, plaga de nuestra literatura, que degrada al escritor y lo pone á merced de los intrigantes políticos y de los especuladores avaros. El literato necesita independencia, un relativo blenestar v sosiego para entregarse á su trabajo, el cual de esta suerte se hace leve y ameno. Nada me aflige tanto como ver à un hombre ilustre y respetado en la república de las letras, arrastrarse álos pies de cualquier político estólido en demanda de un destino ó una pensión. Me parece que aún subsiste aquel doloroso estado del tiempo de Cervantes, en que los literatos eran los domésticos de los magnates. Aún peor hov, pues que tienen que adular á los que han sido sus compañeros, á quienes han aventajado siempre en el talento, y que por dedicarse á la política, maltrechos quizá en la literatura, ocupan altas posiciones y otorgan mercedes.

Pero si todavía es poco lisonjera la situación del escritor en España, en el horizonte se divisan ya señales de un nuevo y mejor estado. De algunos años á esta parte ha mejorado notablemente el

#### ARMANDO PALACIO VALDES

aspecto económico de las letras: ya los autores poetas que abastecen el teatro, pueden vivir de sus obras, y dentro de algunos años tal vez loque escriben libros y artículos puedan hacer l mismo. Se fundan casas editoriales serias y acaudaladas en sustitución de los editores sórdidos ineptos que antes se lucraban con la miseria del escritor; muchos literatos administran sus obras con acierto, otros se hacen pagar dignamente, y casi han desaparecido los necios que por verse en letras de molde escriben de balde. En este respecto, preciso es confesar que la población de España que más está haciendo para procurar independencia al literatò, beneficiando sus obras con habilidad en la península, explotando los mercados de América para nosotros cerrados hasta ahora y arriesgando fuertes capitales en este negocio, es Barcelona. Siguiendo de tal suerte, y si Madrid no trabaja algo más en pro de las artes y letras patrias, barrunto que pronto será Barcelona el centro intelectual de Espana.



Los amores de Clotilde.





## LOS AMORES DE CLOTILDE

(NOVELA)

n el cuarto de Clotilde, primera actriz de uno de los teatros más importantes de la capital, se reunen

todas las noches hasta media docena de amigos. La tertulia dura casi siempre tanto como la representación; pero tiene algunos paréntesis. Cuando la actriz necesita cambiar de traje se dirige á sus tertulios con sonrisa graciosa y ojos suplicantes:

—Señores, ¿me dejan ustedes un momentito?... un momentito nada más.

Todos se van al saloncillo y aguardan con paciencia. Me he equivocado, no todos, porque el más joven de ellos, que estudia hace tres años e doctorado de medicina, aprovecha la ocasión y va á dar una vuelta por los bastidores à estirar un poco las piernas y à pescar algún beso descarriado. Pero en fin, la mayoria espera paseando ó sentada á que Clotilde entreabra la puerta y asomando su cabeza de reina ó de villana, según el papel que va á representar, les grite:

—Adelante, caballeros... ¿He tardado mucho? Para D. Jerónimo siempre. Es el último que sale refunfuñando y el primero que entra en el cuarto. No acaba de transigir con esta púdica costumbre. Y aunque no se atreva á expresarlo, allá en el fondo de su pensamiento encuentra poco cortés que se le eche de su asiento para que aquella mocosita se vista: ¡á él que hace treinta años pasa la vida entre bastidores y ha sido el intimo de todas las actrices y actores antiguos y modernos!

Tiene cincuenta y cuatro años, y es empleado en el Ministerio de Ultramar desde los veinticinco. Todos los Gobiernos le han respetado como una rueda indispensable de la maquinaria administrativa de las colonias. Soltero y mártir de las patronas. Allá en su juventud se cuenta que escribió un drama que le valió una silba y la entrada por toda la vida en el escenario de los teatros. Resignado ó no resignado con el fallo del público, dejó de escribir dramas y adoptó el noble papel de protector de autores y artistas desconocidos y de empresas arruinadas. El joven provinciano que llegase á Madrid con un drama en el bolsillo, no

podia emprender camino mejor para verlo representado que el de la casa de D. Jerónimo. Todo lo acogía con los brazos abiertos, malo y bueno. Sin embargo, como era asaz rudo en sus modales, no escatimaba á los autores noveles que se confiaban en él y le leian sus producciones, las censuras fuertes y hasta los insultos: - « Toda esa relación es puro fárrago; eche usted tinta sobre ella.-Pero venga usted acá, alma de Dios, ¿cómo quiere usted que un hombre que está á punto de matar á otro, suelte diez y siete décimas sin respirarl-¡Jesús qué disparatel ¡Amor platónico à una prostitutal ¡Usted se ha caído de un nido, jovenl». El que entendia un poco la aguja de marear no se incomodaba, seguía adelante y al terminar depositaba el manuscrito en manos de don Jerónimo. Y era bien seguro que el drama se ponía en escena. El veterano de los bastidores ejercia mucho ascendiente con ribetes de miedo sobre empresas y cómicos: cuando se incomodaba tenia una lengual Si el drama era silbado, protestaba lleno de ira contra el juicio del público y seguia protegiendo con más fuerza al autor. Si lograba buen éxito, callaba y sonreía voluptuosamente, pero no volvia á acercarse al poeta aplaudido. Cuando éste se quejaba de su desvio, respondia: «Usted ya ha demostrado que tiene alas; vuele usted, amigo mío, vuele usted, que yo tengo que soltar à otros pobrecitos».

212

Su vida privada ofrecía poco de particularTodas las noches, al salir del teatro, se iba adecafé Habanero, donde cenaba constantemente ur beefsteak con una chica de cerveza. Y, según cierto amigo que le había observado repetidas veces combinaba siempre su refacción con tal arte, que había de concluir al mismo tiempo con el último bocado de carne, el último de pan y el último sorbo de cerveza.

Esta noche la tertulia se presenta muy animada. Los amigos de la actriz charlan y ríen más que de costumbre. Don Jerónimo, embozado en su capa (es privilegio), arrellanado en el sillón de la esquina y con un empedernido cigarro en la boca (es privilegio también), deja escapar famosos chistes, que á veces obligan á los tertulios á dirigir la vista hacia Clotilde y á colorearse levemente las mejillas de ésta. Don Jerónimo no lo echa de ver; la ha conocido tan niña, que se cree con derecho à prescindir de ciertos miramientos debidos á las damas; suponiendo que se los haya tributado en su vida á alguna, que no lo creemos. La ha conocido muy niña y la ha encaminado al teatro. Cuando tropezó con ella vivía muy estrechamente aprendiendo el oficio de florista. Hoy, merced á su talento, gana lo bastante para mantener con decoro á su madre y sus hermanas.

Es agraciada y simpática más que hermosa; la

tez morena, los ojos rasgados y negros, lo más bonito de su rostro; la boca un poco grande, pero fresca con dentadura admirable. Está vestida de dama del tiempo de Luís XV, con una peluca blanca que le sienta á maravilla. No toma parte apenas en la conversación. Parece satisfecha con escuchar solamente, girando sin cesar sus ojos serenos de uno á otro interlocutor y sonriendo á menudo cuando se dirigen á ella.

Al llegar á cierto punto, se oye la voz del traspunte.

- -Señorita Clotilde, cuando usted guste...
- -Vamos allá-dice levantándose.

Se dirige al espejo, se da los últimos toques á las cejas y pestañas con el pincel, arregla con mano un poco nerviosa los tirabuzones de la peluca, la cruz de brillantes que lleva al cuello y los pliegues del vestido. Sus amigos guardan un instante silencio y contemplan estas maniobras distraidamente.

-Señores, hasta luego.

Y sale del cuarto seguida de su doncella, que lleva recogida la cola, una espléndida cola de raso color crema.

—¡Cada día va estando más linda esta Clotildel—dice el estudiante del doctorado, dejando escapar un imperceptible suspiro.

Don Jerónimo da una enorme chupada al cigarro y queda envuelto instantáneamente en una nube de humo. Por eso nadie advierte la sonrisa de triunfo con que acoge la observación.

—Á mí también me parece más bonita cada día-dice otro tertulio; — pero creo que se ha modificado mucho su genio de algún tiempo á esta parte... Usted, pollo, no la ha conocido como nosotros... Era una loquita encantadora, ¡tan alegrel ¡tan traviesa!... Nadie podía estar á su lado de mal humor... Ahora la encuentro grave, triste casi siempre...

-Es verdad que me ha sorprendido la melancolía que hay en sus ojos...

Don Jerónimo dió otra enorme chupada al cigarro. Nadie vió el relámpago de ira que pasó por su rostro.

- -Estos cambios, pollo, solamente los opera el amor.
  - ---¡Algún novio?
  - -Eso... Don Jerónimo conoce bien la historia...
- —Voy á contarla—dijo sordamente aquél desde el fondo de su embozo,—y crean ustedes que no es plato de gusto contar estas niñerías... Pero se trata de una chica á quien todos queremos y cuanto á ella se reliere debe interesarnos.

Hará cosa de tres años se presentó al director de este teatro un joven elegantemente vestido, con el manuscrito de un drama bajo el brazo. No hay nada en el mundo más imponente y aterrador que un joven bien vestido que lleva debajo del brazo el manuscrito de un drama. El director procuró escurrir el bulto, le dió algunos quiebros con maestria y varios pases, pero al fin fué cogido en la misma cuna; quiero decir, que el joven le convidó un dia á almorzar, le llevó engolosinado ofreciendole la perspectiva de unas cuantas docenas de ostras empapadas en Sauterne, y como postre le descerrajó el drama á quemarropa.

El drama era efectivamente un tiro. Pepe hizo lo que ustedes saben que se hace en estos casos: se admiró profundamente de la versificación, dijo pravol al llegar á ciertos pensamientos enrevesados, y por último propuso algunas reformitas en el acto segundo, con las cuales quedaría la obra que ni pintada.

El poeta incauto se fué à su casa muy complacido y se puso à trabajar con ardor en las reformas. Al cabo de quince días volvió à presentarse à Pepe; pero este halló entonces el acto primero un poco lánguido y le aconsejó que à todo trance le diera más movimiento y lo acortase un poquito. En mover el acto primero tardó el poeta un mes. Cuando se presentó de nuevo, el director, mostrándose muy admirado siempre de la versificación y de algunos pensamientos, manifestó algunas dudas respecto á que la obra fuese teatral. Que fuese literaria no tenía ninguna; al contrario, le parecía que en ese concepto podía competir con



las mejores de Ayala... pero teatral... realmente teatral... eso ya era otra cosa.

- —¿Qué diferencia es esa, D. Jerónimo?... No entiendo...
- -Pues se la explicaré á usted, pollo. Llamamos entre bastidores, teatrales á las obras buenas y literarias á las malas.

## -¡Ah!

Después de manifestar estas dudas, concluyó por proponer otras cuantas reformitas en el acto tercero.

Al fin el poeta comprendió; cosa verdaderamente maravillosa, porque los poetas, que todo lo comprenden, que saben por qué vuela tan alto el condor, ascienden á los cielos y bajan á los abismos y penetran el sentido íntimo de todas las cosas creadas, no son capaces de entender que sus obras á veces no gustan á los que las escuchan. Nuestro joven, á quien llamaremos Inocencio, recogió no poco mohino su manuscrito y estuvo algún tiempo sin dar cuenta de sí; mas al fin, sin duda después de haber meditado profundamente, se presentó cierta mañana en casa de Clotilde. Excuso decirles á ustedes que llevaba el manuscrito debajo del brazo.

Esperó con paciencia en la sala á que nuestra amiga hiciese su toilette, y cuando ésta se presentó al cabo, vió delante de sí á un joven ruboroso, confundido, pero simpático y elegante, que la rogó

con labio balbuciente le otorgase el favor de escuchar la lectura de un drama. Deben ustedes saber que à las mujeres les gusta mucho ejercer protectorados, muy singularmente sobre los jóvenes simpáticos y elegantes. Así que no les sorprenderá que Clotilde escuchase con paciencia el drama y hasta lo hallase aceptable. El joven se confió à ella enteramente, depositando en sus hermosas manos el manuscrito, cual si fuese un niño recién nacido, y ella lo recogió como madre cariñosa v lo tomó bajo su amparo, prometiendo velar por su preciosa existencia y presentarlo en el mundo. El joven manifestó que esa resolución era digna de un noble corazón cuya fama había llegado ya á sus oídos. Clotilde respondió que no era bondad de su parte el trabajar por que el drama se representase, sino un acto de justicia. El joven dijo que le halagaba muchisimo esa idea, porque el inmenso talento de Clotilde y el acierto de sus fuicios estaban bien reconocidos por todos, pero que no osaba forjarse tal ilusión. Clotilde declaró que había muchas reputaciones usurpadas en el mundo y que una de ellas era la suya, pero que en esta ocasión creía estar en lo firme. El joven replicó que cuando el río suena agua lleva, y que cuando todo el mundo se empeña en admirar no sólo la singular belleza y la inspiración artística de una persona, sino también su claro ingenio y su brillante ilustración, era necesario bajar la cabeza. Clotilde dijo que no la bajaría en esta ocasión porque estaba bien persuadida de que el mundo se engañaba mucho acerca de lo que llamaba su talento y que no era otra cosa que un puro instinto. El joven puso el grito en el cielo contra esta mixtificación, que no tenía absolutamente ninguna razón de ser; pero dulcificándose de pronto, mostróse profundamente conmovido ante la modestia de su protectora, y juró por todos los santos del cielo que jamás había conocido otra semejante. En fin, que el manuscrito fué ganando por momentos terreno en el corazón de nuestra simpática amiga, y que el joven se despidió de ella, embargado por la emoción, hasta el día siguiente.

Al día siguiente Clotilde se presentó al empresario y le arrancó, mediante la amenaza de rescindir el contrato, la promesa de llevar á la escena lo más pronto posible el drama de Inocencio. Éste dió las gracias aquella misma tarde á su protectora y la hizo además su confidente. Pertenecía á una familia distinguida de provincia, aunque sin grandes recursos de fortuna. Á probarla había venido él á Madrid, confiado únicamente en su ingenio. En el pueblo decían que tenía talento, y que si publicase en Madrid los versos que había insertado en El Eco del Tajo, hablarían de él como de Núñez de Arce y Grilo. No sabía si esto era cierto, pero sentia su corazón lleno de nobles pro-

pósitos, y amaba al teatro más que á las niñas de sus ojos. ¿Llegaría á ser un Ayala ó un Tamayo? ¿Seria rechazado por el público? Era un misterio inextricable para él.

En esta sesión Clotilde averiguó dos cosas importantísimas; á saber: que Inocencio tenía un talento que no le cabía en la cabeza y que no había en Madrid quien se pusiera con más gracia la chalina. Excuso decirles que menudearon las sesiones confidenciales, y como resultado de ellas, que Clotilde sufrió todos los días la influencia fascinadora de esta chalina sobrenatural. Á la postre se declaró vencida, entregándose á ella atada de pies y manos. La chalina se dignó alzarla del suelo y otorgarle la merced de su cariño.

—¿Cómo la chalina? —preguntó uno que dormitaba.

Don Jerónimo dió una inmensa, infernal chupada al cigarro en testimonio de desagrado, y prosiguió sin hacer caso:

—Por entonces empezaron los ensayos del drama de Inocencio, que se titulaba, si mal no recuerdo, Subir bajando... callen ustedes, me parece que era al revés; Bajar subiendo... En fin, de todos modos, era un gerundio y un infinitivo. Yo vi en seguida que se habían entablado relaciones amorosas entre nuestra amiga y el autor, y como realmente, por más que Inocencio fuese un mal poeta, según los informes de Pepe, parecía un buen muchacho, me alegré de ellas y las alenté en lo que pude. Clotilde se confesó conmigo, declarándome que estaba perdidamente enamorada; que sus aspiraciones ya no tenían nada que ver con el arte escénico, el cual le parecía una esclavitud insoportable; que su ideal era vivir tranquilamente, aunque fuese en una guardilla, unida al hombre que adoraba; que la mujer había nacido para ser el ángel custodio del hogar y no para divertir al público, y que estimaba ella más el reinar en una humilde vivienda iluminada por el amor que todos los aplausos de la tierra. En fin, caballeros, nuestra amiga se encontraba en pleno idilio.

Inocencio no estaba menos enamorado, al parecer. Á menudo los encontraba paseando por los parajes solitarios del Retiro, á distancia respetable de la mamá, que se detenía oportunamente á contemplar los primeros botones de las flores ó algún insecto curioso. Las mamás, en esta época de crisis marital, tienen la obligación de ser admiradoras de las obras de la naturaleza. La parejita de tórtolas se detenía al verme y me saludaba ruborizada. No les puedo ocultar á ustedes que, aunque lo sentía por el arte, me alegraba de que Clotilde se casara. La mujer siempre necesita el amparo del hombre. Y lo cierto es que eran dignos el uno del otro por la figura: Inocencio tenía una presencia muy simpática.

En el teatro no se hablaba de otra cosa más que

de este matrimonio en ciernes. Todo el mundo se alegraba, porque Clotilde es la única artista, desde el principio del mundo, que ha llevado á cabo la empresa, hasta ahora juzgada insuperable, de hacerse querer de sus compañeras.

Observé, no obstante... Ya saben ustedes que soy observador; es la única cualidad que tengo, la observación, à la cual no dan importancia los autores ahora. Hoy todo es hojarasca en los dramas, mucho rayos de luna, que se quiebran al pasar por el follaje de los árboles, mucha descripción de alboradas y crepúsculos, muchos símiles retorcidos... (Todo eso es!... Cuando algún autorcillo me viene con tales monadas yo le digo: ¡al grano, al granol... El grano es el drama, que no existe en la mayor parte de los idem...

- -¿Se enfada usted, D. Jeronimo?
- —Pues, como decía á ustedes, observé que, según los ensayos iban adelantando, crecia el ascendiente de Inocencio sobre nuestra amiga. El tono en que se dirigia á ella ya no era el humilde y cortesano del principio: corregiala á menudo en la manera de decir, señalábale las actitudes y el gesto que debía adoptar, y á veces, cuando la actriz no comprendía bien sus deseos, llegaba á dirigirle públicamente palabras severas y miradas más severas aún. Nuestro poeta tronaba y relampagueaba ya como amo y señor. Clotilde lo aceptaba de buen grado. Ella, tan desdeñosa con los

autores más eminentes, se estiraba v se encogía ah ira como blanda cera en las manos de este muñeco insulso. Era de ver la humildad con que aceptaba sus correcciones y la inquietud que le causaban las censuras. Mientras duraba el ensayo tenia los ojos puestos constantemente en él, espiando como esclava sumisa los deseos de su dueño. El poeta, arrellanado en una butaca, conel brasero delante, dirigia la escena en la forma dictatorial que pudiera hacerlo García Gutiérrez ó Ayala. Una mirada suva bastaba para ruborizar ó poner pálida á Clotilde. Los demás no protestaban por respeto à ella. Cuando salía de la escena venía presurosa á sentarse al lado de su novio, que se dignaba acogerla á veces con una sonrisa soberana, otras con indiferencia olimpica. Yo estaba escandalizado.

Una vez me acerqué por detrás y escuché lo que hablaban. Clotilde llevaba la palabra, sosteniendo con calor que el Subir bajando ó el Bajar subiendo de Inocencio era mejor que Un drama nuevo. El joven se defendía débilmente. Otra vez hablaba acerca de su futuro enlace. Clotilde pintaba con frase apasionada el retiro donde irían á esconder su felicidad: un cuarto alto del barrio de Salamanca, lleno de luz, un nido risueño, donde Inocencio trabajaría en su despacho, escribiendo comedias, mientras ella bordaría á su lado en el mayor silencio. Cuando se fatigase charlarían un

instante para descansar, y después le daría un beso y emprendería de nuevo su tarea. Por la noche saldrían cogidos del brazo á dar una vuelta y á casa otra vez. Nada de teatro, lo aborrecía con toda el alma. En la primavera irían á pasear por las mañanas al Retiro y tomarían chocolate entre los árboles; en el verano á pasar un mes ó dos á la provincia de Inocencio, á proveerse en el campo de buen color y de salud para el invierno.

La descripción de este tierno idilio, que á mí, con ser machucho, me hacía bailar el corazón dentro del pecho, no producía en el autor novel más que una impertinente sonolencia que sólo desaparecía repentinamente cuando dirigía con voz imperiosa alguna advertencia á los cómicos.

Llegó por fin el día del estreno. Todos estábamos ansiosos por ver el resultado. La opinión corriente era que el drama ofrecía poco de particular; pero como Clotilde había puesto en el desempeño toda su alma, teniase como seguro un gran éxito. En el ensayo general nuestra amiga había hecho verdaderos prodigios. Hubo un instante en que los pocos curiosos que asistíamos á él nos levantamos electrizados, convulsos, gritando desaforadamente. No pueden ustedes figurarse qué à maravilla decia su parte. Entonces me vino de golpe una idea á la cabeza. Relacionando todas mis observaciones sobre los amores de Clotilde, me convencí hasta la evidencia de que Inocencio,

al enamoraria, no se había propuesto otra cosa que adquirir una interpretación excepcional para el papel de la protagonista de su drama y asegu-

el papel de la protagonista de su drama y asegurar el éxito lisonjero de esta suerte. No quise comunicar mis sospechas á nadie. Callé y esperé, pero claro que el chico me fué desde entonces muy antipático.

El ruido que los amigos de Inocencio habían hecho con motivo del drama, el haberlo elegido Clotilde para su beneficio y la voz esparcida de que la célebre actriz iba á obtener en él un triunfo señaladísimo, hizo que los revendedores expendiesen todas las localidades á precios fabulosos. Conozco un marqués que dió once duros por dos butacas. Este cuarto donde nos hallamos se llenó, como todos los años, de flores y baratijas; no se podía andar en medio de tanta chucheria de porcelana, libros preciosamente encuadernados, estuches de ébano, marcos de retrato y un sin fin deobjetos de bazar.

La sala estaba brillante. Las damas más encopetadas, los hombres ilustres de la política, la literatura y la banca; en fin, la high life, como ahora se dice. Pero más brillante y más radiante estaba aún Inocencio; radiante de gloria y felicidad, recibiendo con agrado á cuantas personas venían á ver los regalos, dictando órdenes á los traspuntes y tramoyistas para el conveniente decorado de la escena y multiplicando las sonrisas y los apreto-

nes de mano hasta lo infinito. Clotilde, igualmente, aparecía más bella que nunca, revelando en su rostro expresivo la dulce emoción que la embargaba y el ansia de ganar laureles para su dueño.

Abriose el telón, y todos fueron á ocupar sus asientos. En las cajas sólo nos quedamos el autor y cuatro ó seis amigos. Las primeras escenas fueron como siempre recibidas con indiferencia; las segundas con algún agrado; la versificación era fluida y elegante, y el público, como ustedes saben, se paga de las frasecillas de bombonera. Llegó el momento de entrar Clotilde en las tablas y hubo en el público un murmullo de curiosidad y expectación. Dijo su parte discretamente, pero sin gran calor: se adivinaba que estaba poseída de rniedo. Bajó el telón en silencio.

Al instante poblóse el saloncillo y los pasillos de amigos de Inocencio, que venían presurosos á decirle que la exposición de su drama era lindísima.—¿Pero qué tiene Clotilde?... Apenas se mueve en la escena... ¡ella tan viva y tan resuelta!— Nuestra amiga confesaba, en efecto, que habia sentido mucho miedo y que esto la embarazaba extremadamente. El autor, sobresaltado por el éxito de su obra, trataba de persuadirla á que abandonara todo temor, que se mostrase como ella era y que no pensase para nada en él, mientras dijese los parlamentos.—No puedo remediar-lo, contestaba Clotilde, estoy hablando y pienso

al mismo tiempo en que eres tú el autor y me imagino que no va á gustar el drama y me asusto.—Inocencio se desesperaba: dirigíale ruegos, advertencias, argumentos, la acariciaba, sin tener en cuenta que le veian; trataba de infundirle valor, excitando su amor propio de artista; en fin, hacía todo lo imaginable para salvar su obra.

Dió comienzo el acto segundo. Clotilde tenía algunas escenas patéticas. Al comenzarlas se produjo un poco de ruido en el público, y esto bastó para que se desconcertase y lo hiciese rematadamente mal, como nunca lo había hecho en su vida. Oyéronse no pocas toses y fuertes murmullos de impaciencia. Al finalizar el acto, algunos amigos indiscretos quisieron aplaudir, pero el público se les vino encima con un inmenso y aterrador chicheo. El autor, que estaba á mi lado, pálido como un muerto, se desahogó con algunas palabrotas groseras y se fué al cuarto de Pepe en vez del de Clotilde, donde sus amiguitos le consolaron, echando la culpa del fracaso á aquélla y encendiendo más y más la ira que rebosaba de su corazón. Mientras tanto nuestra pobre amiga se encontraba muy afectada y abatida, preguntando á cada instante por su Inocencio. Yo, para no afligirla más, le dije que el autor lo había tomado con resignación y se había salido del teatro à respirar un poco el fresco. La infeliz se revolvía contra sí misma echándose toda la culpa.

Se alzó el telón para el acto tercero: todos acudimos á las cajas con afán. Clotilde se mostró al principio, por un esfuerzo poderoso de la voluntad, más serena que antes; pero va la gente se encontraba dispuesta à la broma y no valió ningun recurso para ponerla seria. El público, cuando presiente el jaleo, es lo mismo que una fiera cuando huele la sangre; no hay quien lo ataje, y es necesario darle carne á toda costa. Y la verdad es que en aquella ocasión se cebó de lo lindo. Toses, risas, estornudos, patadas, silbidos; de todo hubo. A nuestra pobre amiga se le saltaron las lágrimas y estuvo á punto de desmayarse. Cuando bajó el telón buscó con la vista á su amante, pero había desaparecido. En el cuarto, á donde yo la segui, gimió, pateó, se desesperó, se llamó estúpida, dijo que se iba á marchar á una aldea á cuidar gallinas, etc., etc. Me costó mucho trabajo sosegarla, pero al fin lo consegui, si bien quedó en un gran abatimiento. En la tristeza que sus ojos revelaban advertí que le atormentaba horrihlemente la desaparición de Inocencio.

La puerta del cuarto se abrio repentinamente. El poeta silbado se presentó; estaba pálido, pero tranquilo al parecer. Á primera vista comprendí, no obstante, que aquella tranquilidad era ficticia y que la sonrisa que contraía sus labios tenía mucha semejanza con la de los ajusticiados que quieren morir serenos.

Un relampago de alegría iluminó el semblante de Clotilde. Alzóse velozmente y le echó los brazos al cuello, diciendole con voz conmovida:

—¡Te he perdido, mi pobre Inocencio, te he perdido!... ¡Qué generoso eres!... Pero mira... yo te juro, por la memoria de mi padre, que te he de desquitar de la humillación que acabas de sufrir...

—No hace falta que me desquites, querida—repuso el poeta con tono sosegado, donde se advertía la ira desdeñosa;—mi familia no ha conquistado un nombre ilustre por la intercesión de ningún cómico. Renuncio desde ahora, de buen grado, al teatro y á todo lo que con él se relaciona... Conque... hasta la vista.

Y separando nuevamente los brazos que le aprisionaban y sonriendo sarcásticamente, retrocedió algunos pasos y se fué. Clotilde le miró estupefacta: después cayó desmayada en el diván.

Al verla en tal estado se me encendió la sangre y salí detrás del chico. Alcancéle cerca de la escalera, y agarrándole por la muñeca le dije:

—Oiga usted... Lo primero que un hombre debe ser, antes que poeta, es caballero... y usted no lo es... El drama se ha silbado, porque le falta lo mismo que á usted... el corazón... Aquí tiene usted mi tarjeta.

—¿Y le mandó los padrinos, D. Jerónimo? preguntó el estudiante del doctorado. —¡Silencio, silencio!—exclamó un tertulio.— Aquí llega Clotilde.

La simpática actriz apareció efectivamente en la puerta, y sus grandes y tristes ojos negros, que resaltaban bellamente debajo de la blanca peluca á lo Luis XV, sonrieron con dulzura á sus fieles amigos.



co. Renuncio desde ro y á todo lo que c .. hasta la vista. do nuevamente los y sonriendo sarcásti pasos y se fué. Clo pués cayó desmay:

## EL PROFESOR LEÓN





## EL PROFESOR LEÓN

a otra noche, en el café donde tengo costumbre de asistir, versó la conversación sobre los maestros y catedráticos que habíamos tenido los que en torno de la mesa nos juntábamos. Cada cual dió cuenta de los talentos, las manías y los rasgos más ó menos donosos de los suyos, sazonando la descripción con anécdotas graciosas ó desabridas, según el numen del narrador.

Mi amigo Duarte, notario, persona distinguida, de carácter observador y muy cursado en letras clásicas, se llevó la palma. Nos hizo la pintura de un antiguo profesor suyo, tan original y chistoso, que merece la pena de darlo á conocer al público. Con permiso de mi ilustrado amigo, voy á hacerlo, adoptando en cuanto sea posible las mis- \ mas palabras con que él nos lo describió.

Llamábase León, ó se apellidaba, que esto muy pocos lo sabían de cierto -- nos decía Duarte.--Unos le llamaban D. León y otros Sr. León, y á todos contestaba. Era militar retirado aunque no muy viejo, no pasando de los cincuenta á mucho estirar. Su graduación en el ejército era materia de arduas y prolongadas discusiones en el colegio: mientras unos le hacían capitán ó comandante, otros no le dejaban pasar de sargento, y estaban en lo firme. Gastaba grandes bigotes retorcidos y perilla de cazo; la estatura elevada, el porte marcial, cabellos grises cortados á punta de tijera, levita negra, prolongada, más limpia y reluciente que un espejo, bastón de hierro que hacía estremecer el suelo, advirtiendo de su presencia desde muy lejos, pantalones cortos y botas de campana escrupulosamente charoladas. Era bueno y afable con los discípulos, y hombre de mucha voluntad en el cumplimiento de su deber. Suscitábanse dudas entre nosotros acerca de sus conocimientos filológicos y literarios, que le hubiesen quizá acarreado nuestro desdén si una especie muy grave que unos á otros nos decíamos en secreto al oído no le sirviese de respetuosa salvaguardia. Afirmábase como cosa segura que don León ó el Sr. León era un revolucionario. Contábase que había sido en su juventud amigo y edecán de Riego, que había servido después bajo las órdenes de Espartero, y algunos añadían que había estado en capilla para ser fusilado como conspirador. Nadie puede figurarse lo que tales insinuaciones influían en el respeto que generalmente se le tributaba. La aureola de revolucionario, conspirador, y singularmente la de sentenciado á muerte, le guardaban de las burlas, tretas y malas pasadas que de otra suerte no le hubieran sus discipulos escatimado.

El sueldo con que en el colegio remuneraban sus buenos oficios, no pasaba de veinte duros mensuales; y como no se le conocía otro, pues no había podido recabar retiro, según se decía, á causa de sus peligrosas opiniones, teníase por seguro que con las cien pesetas se mantenia à si v a su familia. El cómo no he de decirlo ahora, aunque bien lo sé; lo reservo para otra ocasión. Tienen el ahorro y la frugalidad héroes tan grandes y admirables como los de la guerra de Troya y tan dignos de ser pintados; mas como les faltan Homeros y Virgilios, viven y mueren oscuros y quedan sepultadas eternamente sus hazañas. Entre dar la muerte á Héctor (teniendo fuerzas para ello) y vivir en Madrid con cuatrocientos reales al mes, manteniendo mujer é hijos, vistiendo decentemente v no debiendo un cuarto á nadie, lo segundo es infinitamente más maravilloso. Digo, pues, que à D. León no se le conocieron en la



236

vida más que un par de botas, unos pantalones de color de ceniza muy sufridos, una levita y un enorme sombrero de copa, todo ello tan limpio, tan planchado y reluciente que siempre pareció que acababa de salir de la tienda. Cierto día en que se celebraba el santo del director, un criado, azorado en demasía, dejó caer sobre nuestro profesor una bandeja de vasos llenos de vino tinto. Todo el mundo se preguntó: ¿En que traje veremos à D. León mañana? Mas al día siguiente, con grande admiración y sorpresa del colegio, aparecio con la misma levita, más fresca y más galana que nunca lo había sido. Por esta y otras razones se la llamo la levita del desierto; porque segundaba el milagro de los israelitas viajando por los desiertos de la Arabia durante cuarenta años, sin menoscabo de sus vestidos.

Aunque pudiera ponerse en tela de juicio la solidez y extensión de sus conocimientos literarios, bien puedo asegurar sin rebozo que nadie aventajaba à D. León en amor y decidida inclinación à las letras, y en particular à las clásicas: las modernas y románticas teníalas en poco. Rayaba en locura el entusiasmo con que hablaba de los grandes poetas de la antigüedad, y la fruición con que los leía en los Trosos ascogidos. Decía del griego que era la lengua más rica, flexible y armoniosa que hubiera existido, y que las modernas, tales como el francés, el italiano, el alemán, no eran

sino dialectos rudos y primitivos comparados con ella, lo cual era tanto más meritorio cuanto que D. León sólo conocía del griego las declinaciones y tal cual palabra desperdigada, como Zeos (Júpiter), oicos (cosa), logos (tratado), eros (amor), y así hasta unas tres ó cuatro docenas. En cuanto á los idiomas modernos tenía á mucha honra el no saber más que el patrio. Sentía un desprecio sin limites hacia su compañero el profesor de francés que una hora antes que él ponía clase en la misma aula y que era de origen marsellés, marido, á la sazón, de una corsetera de la calle de la Luna, antiguo baritono de opereta bufa, que había dejado el canto por debilidad del pecho. Cuando se tropezaban en la puerta, D. León le miraba desde lo alto de su clasicismo y le decia sonriendo: bon jour monsieur, con acento que rebosaba de ironía. «Estos franchutes, decia al tiempo de sentarse, son todos afeminados; no sirven más que para tenores y bailarines.» Amaba la virilidad y la energia en sus discipulos y gustaba de que tuviesen rasgos de independencia, aunque fuese à expensas de la disciplina. Cuando un muchacho sufria impasible los golpes y se negaba por terquedad á ejecutar cualquier cosa, esto era lo que le encantaba á D. León. «¡Bien, hombre, bien! exclamaba, asi me gusta; los hombres no deben llorar aunque se vean con las tripas en la mano. Has faltado á la obediencia, pero has sufrido el castigo con en-



ARTHMOO FILLA TO VALDES

2:5

runana. Esparta de Esparta de a moa mon a roma mujermielas que hay en la mise. I komuna miradas de soberano desdén a martis, municipios. Se puistara varsele encendido, information in the second table que traer más que u gruna lesendria en la libadicalitat la cabeza perfumada non algun acerte. Ast que llegada à su nariz e mainerau o remime, qui se le subia la sangre à in papeza, manonara perecho hacia el culpable, y resolues de aboliticarie los cabellos, le molia los 1440 8 1 1460 mines. Alignimoidol un cosco-หลาง Description การความสาร์นา... ¡Conque en let de estudio su ledd it se entrega tisted á la mounes, or out Nosthe usted que yo quiero en em plasa nombres in comesanas, entrescorrón). Discrimients de la regularidatiles que vencieron á its carrier sine is gains mailes escytas, y à los norma y desimperana Cartago, no se daban con mulantes office per les casalles envilecidos de Canada a Ner o destidan les riquezas que sus raj vis les har an alquirid; en tarros de pomain il on austra- lociscs, y se dejaban vencer por ... movembres y adetar per los tiranos (¡sas!). My miles direction in the treating huyan uste-15. 15 los afeites, no se defen aprisionar por la nol de por les placeres muelles que afeminan y rei dram. Un pueblo vigaresse es un pueblo libre... Mano , h. er. siga usted, hij s mio ... habeo, trandirona

No gustaba de que le diesen la traducción literal de los pasajes culminantes; antes se complacia en que sus discipulos hallasen modo de trasladarlos à nuestro idioma sin hacerles perder de su vigor y galanura. Por ejemplo, traduciendo, en Tito Livio, el episodio del combate habido entre Horacios y Curiacios al llegar al punto en que el autor dice que el último Horacio tiró al suelo á su adversario, D. León no quiso pasar por la interpretación ajustada al texto que un alumno le daba. No, no; eso de tirar al suelo es muy poco; busque usted otra frase más enérgica. - Le volcó en tierra.-Tampoco, eso es muy flojo... algo más duro.-Le tirò rodando por el suelo.-¡Más fuerte, más fuerte aún!» El muchacho no hallaba nada más fuerte que echarle á uno á rodar. No obstante se aventuró á decir: «Le estrelló contra el suelo. -¡Más fuerte todavía!... Sí, hombre, sí, más fuerte...-¡Le hi-zo-mor-der-el-pol-vol» Y recalcó de tal manera las silabas que, en efecto, no podía darse nada más feroz e imponente que esta frase en sus labios.

Traduciendo la famosa catilinaria de Cicerón que comienza con aquel exabrupto:

Quosque tandem abutere, Catilina, patientià nostrà, nadie consiguió darle gusto: à todos los hallaba tímidos, encogidos, cobardes, al pronunciar los vehementes ataques del senador romano: «Hijos, para comprender bien lo que sería este modelo de exabruptos en boca del principe de los oradores, es preciso rigurarse la indignación y la cólera que se apoderaria de él al ver entrar por las puertas del Senado a su mas encarnizado enemigo, al procaz y libertino Catilina; es preciso verle dar un salto en la silla, levantarse descompuesto, el rostro pálido, los cabellos en desorden, la mirada fulgurante. Si ustedes no se colocan con la fantasia (que como ustedes saben, es la facultad de reproducir mentalmente las imagenes de los objetos sensibles' no conseguirán nada... Vamos á ver, venga usted aca-dijo tomando á un muchacho entre sus herculeos brazos y poniéndole de pie sobre la mesa.—Ahora eche usted fuego por los ojos y espuma por la boca, grite usted, enciéndase usted, mueva usted los brazos en todos sentidos y estremézcase usted de cólera y rabia... ·Vamos, hombre, vamos!...; Quosque tandem!»

El pobre chico no pudo encolerizarse por más que hacía, lo cual le valió algunos razonables cosporrones. Fué necesario que el mismo D. León tomase la palabra y dijese à grandes voces el trozo, acompañandose de fariosos ademanes. Nosotros sentimos el terror de lo patético, cosa que lisonicó mucho al profesor, y muy singularmente nos conmovimos al observar que la mesa se resquebrajaba con un tremendo puñetazo.

Su castidad igualaba, si no excedía á su enerora. Le ofendían, sobre todo encarecimiento, las palabras y las canciones deshonestas. Cuando en los poetas latinos llegaba à un pasaje algún tanto subido de color, ó lo pasaba por alto ó lo velaba por medio de una interpretación de todo en todo infiel. Siempre recordaré que al traducir la elegía de Ovidio que empieza: Cum subit illius tristisima noctis imago, llegando á un punto en que el poeta cuenta en qué forma se despidió de su esposa, y dice que tocando ya en la puerta los pies, se negaban á marchar, y

Sepe vale dicto, rursus sum multa loculus, Et quasi discedens oscula summa dedi,

traduje el pasaje á la letra, diciendo: «Dicho muchas veces el último adiós, todavía me volví á hablarle, y casi separándome la cubrí de besos».

Don León ruborizado extendió los brazos exclamando: «¡No, hijo mío, no! Y al tiempo de separarme la di el ósculo de paz». También recuerdo que en cierta ocasión, habiendo sorprendido en un discipulo un ademán obsceno, cayó sobre él exclamando: «¡Infame, todavía no estamos en Sodoma y en Gomorral» Y por poco le despedaza.

Finalmente, en estas y otras cualidades guardaba el buen profesor muchos puntos de semejanza con el elefante. Yo, aunque nada tuviese de comun con este animal por mi figura menudisima, consegui caerle en gracia, merced á una cierta entereza de que estaba dotado y á mi mucha apli--

man in Estate, et an alle deles que no tenia, y me il societatione que estaba l'amado à ocupar er una puesta en las lettas. Par aquella época, habimat incluyed. Una composición en décimas a toda a class la mallogni, despuntar sobre las demus. Industrie dos ella desmedidos elogios, y con du modio, engendouse en mola afición de esembre ersus que marce e nunca me dejó. Don Leur se interpara de comegnios y señalar las figures que los autoritantes en saberlo. «Mire lustei tijo mil al Lamaria todo liquidas perlas comete usted una metafora muy linda por cierto. Est que ustra la ce de la autoria que con sus dedis fishios afte las puertas del firmamento, es ya una alegoria. Li que es igual, una metáfora ountinuadam på que no sace usted que figura comete cuandi. dice al terninar la composición:

> "Triste suerte, cruel, parca inhumana sumif à mi alma en duelo y amargural»

Erecti amente, no lo sabia. D. León me mirana con aspecto triunfal.—¡No lo acierta usted?... Prese conste usted un applicama, un verdadero apaparena explamación profunda que se hace desprese de narrada, descrita e probada una cosa). Comedo entranos en mayor confianza, el profecor me marefestó secretamente que el también habia exento versos en su juventud, y que aún los exembia cuando. Toplaba la musa, si bien

nunca había osado publicarlos con su firma. No tardó, como es consiguiente, en leérmelos, encerrándose para ello previamente en un cuarto retirado, donde á su sabor descargó la conciencia del grave cargo de ciento y tantas composiciones en todos los metros imaginables, aunque sus predilectos eran los sáficos y adónicos. Los dísticos, compuestos de exámetros y pentámetros, también le gustaban sobremodo. Pero de la que estaba más orgulloso y la que le había valido al decir de el infinitas enhorabuenas, era un cierto poema dedicado al desafio de dos íntimos amigos suyos, fatal para el uno de ellos, pues el contrario le había atravesado el vientre de un balazo. Crevendo necesario ponerme en antecedentes, me dijo que estos tales amigos se hallaban una tarde en el café de Levante platicando apaciblemente con él y otros varios, y que habiendo girado la conversación sobre varios temas, vino à parar, como tal vez solía acontecer, á los toros, y que haciendo uno el panegírico acabado de la plaza de Valencia, notable por su amplitud v solidez, otro manifestó inmediatamente que la tal plaza era un patio de vecindad, comparada con la de Córdoba, á lo cual replicó el primero que mirase bien lo que decía, porque la plaza de Valencia tenía fama en todo el orbe. Empeñóse una discusión viva y acalorada; tanto más acalorada, cuanto que el que sostenia las ventajas de la pla-

La de Lirdoba, no conocía la de Valencia, y viceversul el defensor de la de Valencia nunca había visto la de Cordoba, y bien sabido es que cuando faltan razones, sobran siempre gritos. En resumen: la disputa subió tanto, que llegó en forma de bojetadas à las mejillas de los contendientes. Pusieronse los amigos de por medio, alborotose el cafe, compleronse algunos vasos: al día siguiente de madrugada efectúabase el duelo más alla de la Fuente Castellana, y el campeón de la de Cordoba caía al suelo, revolcándose en su propia sangre. Este lance desgraciado causó una penosa impresión en D. León por tratarse de dos amigos igualmente queridos, y bajo el sentimiento que le produjo, escribió la composición que he mencionado, donde menudeaban los signos de admiración, los puntos suspensivos, las amargas reflexiones y los gritos de dolor, todo ello sostenido en un tono severo y digno, como el de las elegías clásicas. Siempre tengo en la memoria el acento dolorido con que D. León me recitaba aquellos versos salidos del alma:

> ¡Qué falta de cordura! ¡Qué sobra de imprudencia! ¡Adoptar desventura! ¡Desechar avenencia!

No hay para qué decir que yo celebraba mucho los versos de D. León: juzgábalos sinceramente bellos; mas aunque así no fuese, el respeto

.5

me obligaria á ponerlos sobre la cabeza. En cambio D. León acogía con indulgencia y agrado los primeros vagidos de mi musa: escuchábalos atento y los proponia, como dignos de imitarse, á los discípulos. No pocas veces, leyéndole alguna composición, se sintió interesado vivamente hasta el punto de acercar más la silla, inclinar el cuerpo y exclamar con vehemencia: «¡Prosiga, querido, que me deleital»

Pronto se estrecharon nuestras relaciones de tal suerte que vinimos á ser más bien amigos y camaradas que profesor y discípulo. D. León depositó en mi seno, que contaba á la sazón catorce ó quince años, una muchedumbre de secretos que le atormentaban, casi todos pecuniarios, lo mismo que había depositado todos sus versos; me nombró pasante de la clase y me otorgó otra porción de testimonios de aprecio. Al cabo estas relaciones, conservándose no obstante la buena amistad, se rompieron bruscamente. He aquí de que modo:

Era el año mil ochocientos cincuenta y cuatro. D. León no pareció un día por el colegio, lo cual causó cierta sorpresa al director, pues en los años que llevaba de enseñanza no había estado indispuesto una sola vez. Al día siguiente tampoco vino, y pensando pudiera hallarse enfermo le pasó un recado; pero D. León no estaba en su casa, lo que le sorprendió todavia más. Al otro amaneció Madrid obstruído de barricadas, las casas atran-

The second of th

Tentene una
Tentene deniTentene deniTentene deniTentene una
Tentene deniTentene una
Tentene deni-

•

pellán D. Jerónimo lo iba á pasar muy mal porque había declarado la guerra sin motivo á D. León. Mareábamos al criado que trajo la noticia con un sin fin de preguntas: queriamos que nos informase de todos los pormenores, y el pobre sólo sabía por referencia que el profesor se hallaba hacia la calle de Toledo mandando una barricada. El director se había encerrado en su cuarto; el capellán había desaparecido; algunos aseguraban que estaba metido entre colchones con un canguelo que no le llegaba la camisa al cuerpo. Reinaba dulce indisciplina en el colegio.

En esto, á mí y á otros dos compañeros nos vino la idea de fugarnos y marchar á ponernos á las órdenes de D. León. Dicho y hecho; espiamos las vueltas del inspector, bajamos quedito las escaleras, abrimos la puerta con cuidado, y pies para qué os quiero! nos dimos á correr hacia la Puerta del Sol sin volver la cara atrás. Las calles presentaban un aspecto siniestro, casi todas solitarias: los balcones de las casas herméticamente cerrados; en las esquinas algunos centinelas con el fusil terciado. Los pocos transeuntes que veíamos cruzaban velozmente, con ánimo, sin duda, de guarecerse en su casa lo más pronto posible, y sólo se detenían trémulos ante el «¿quién vive?» del soldado. La Puerta del Sol estaba ocupada militarmente; muchos soldados, muchos cañones y al mismo tiempo mucho silencio. La gresca an-

daba por los barrios bajos. Tuvimos que dar un gran rodeo para llegar á ellos, cosa que no hubiéramos conseguido si en vez de niños fuésemos hombres: mas nuestra corta edad nos salvaba de toda detención y reconocimiento, pensando los soldados que andábamos buenamente en busca de la casa. Llegados á la plaza de Antón Martín, pisamos terreno revolucionario. Veíase una muchedumbre de paisanos trabajando con afán en levantar una formidable barricada; patrullas y grupos de hombres armados entraban y salían en la plaza por sus bocacalles; las casas estaban fortificadas. Uno de nosotros se acercó á preguntar á un obrero de luenga barba, que iba armado con carabina de caza, por D. León. «D. León... don León... ;qué se yo quién diablos es D. León?» dijo sin detenerse; - v volviéndose á los pocos pasos, exclamó en tono áspero: «¡Eh, chiquillos, meteos pronto en casa, no vaya á suceder una desgracial. Los tres alumnos del colegio del Salvador seguimos por la calle de la Magdalena hasta la plaza del Progreso. Alli volvimos á preguntar por D. León. Tampoco nos dieron noticia, pero un chulo compasivo nos dijo: «Venid conmigo, si queréis; mo decis que debe de estar en las barricadas de la calle de Toledo? Pues apretad el paso, que vo voy hacia allá». Al llegar á esta calle tratamos igualmente de informarnos, y también fué en vano; mas en la plaza de la Cebada, al preguntar á un grupo de hombres, todos armados de carabinas, que había delante de una taberna, nos replicó uno de ellos: «¿Ese D. León que manda una barricada es alto, de bigotes blancos?— Sí, señor.—¡Toma— dijo volviéndose á sus compañeros,—pues si es el general León!» Quedamos maravillados y pedimos con afán ser presentados á él. El mismo interlocutor nos condujo á otra taberna que allí cerca estaba, y entrando por ella hallamos en la trastienda, rodeado de una docena de chulos y gañanes, á nuestro profesor, con un kepis de miliciano en la cabeza, faja encarnada de general, sable y botas de montar; pero con la misma levita.

Recibiónos con gran alborozo, nos hizo servir dulces, y como cosa extraordinaria y propia de las batallas, un poco de vino; mas de ningún modo consintió en darnos las armas que le pediamos. Nos contó cómo había rechazado en la Cava Baja con veintisiete hombres á dos compañías de cazadores, y de qué forma estaba dispuesto á rendir el último suspiro en holocausto de la libertad». Los chulos que tenía á sus órdenes le llamaban «mi general», cosa que nos tenía encantados, por más que no nos pareciese muy en su lugar que los simples soldados bebiesen en la misma copa que el general y discutiesen con él los planes de campaña.

Al parecer, tratábase de secundar el movimien-



191 MARKETO FAILED L'YALDES

to the destropes to indictants que liban á atamina e cultura. Para El peneral reunió en la tamina actual resona treba a compres mejor i peor armados, estadorios una arenga donde puso á los instales. Indicades por ses ples de los cabacidos se estados a salar por su sualerosa legión» á de un a culta de Enuncien el contador del tiramino. El siduo en el contador del tiramino de siduo en el compo de la calle. El penera do compo de se estador de que nos hiciese contidor con las cercas precauciones al colegio dan por ou como cesase el fuego.

. Al dit signieros isure que la revolución había munican En el colem se marmaro como cosa nema una Il la mina a ser nimbrado capitán ceneril de l'isant mert autique mucho leimos y relenti - l'e renificies en les dias siguientes, nunca pua mas tracecar con el nombre del generau Liadi un instante en que preimos que había larestati en el compate subten no comprendíarus como no su cucacia mas de esta desgracia. de dand de algun nemp, supimos por fin que el musico de riesta, cascia reconocido á D. León el area displatered prique pasaba a servir al cuerpo de paratiteris. Organ detedes que padecí un temulis vesendatuv vidasta escribi a mi profesor anglicacións que no acoptase, pero mis ruegos there's destribe. Din he in ganaba once duros unh al mes... y tema cinco hijos.

# EL SUEÑO DE UN REO DE MUERTE





## EL SUEÑO DE UN REO DE MUERTE

NA mañana, al salir de casa, hirió mis oídos el repique agudo y estridente de una campanilla. Llevé la mano al busqué con la vista al sacerdote por-

sombrero y busqué con la vista al sacerdote portador de la sagrada forma; pero no le vi. En su lugar tropezaron mis ojos con un anciano, vestido de negro, que llevaba colgada al cuello una medalla de plata. Á su lado marchaba un hombre con una campanilla en la mano y un cajoncito verde en el cual la mayoría de los transeuntes iban depositando algunas monedas. De vez en cuando se abría con estrépito un balcón, y se veía una mano blanca que arrojaba á la calle algo envuelto en un papel; el hombre de la campanilla se bajaba á cogerlo, arrancaba el papel, y eran tam-

pien monedas que inmediatamente introducia en el cajondito verde. Cuando levantaba la vista al balcon, estaba ya cerrado. Lo adiviné todo.

Un ligero temblor corrió por todo mi cuerpo, y a toda prisa procure alejarme de aquella escena. Com por la ciudad, haciendo inútiles esfuerzos para no escuchar el tañido de la fatal campanilla, y en todas partes tropezaba con la misma escena. Notaba que los transeuntes se miraban unos á otros con expresión de susto, y se hacían preguntas en todo bajo y misterioso. Algunos chicos, pregoneros de periódicos, chillaban ya desaforadamente de Salve que cantan los presos al reo que esta en capilla.

l'esde que tengo uso de razón he sabido que existe la pena de muerte en nuestro país; y no restante, siempre la he mirado del mismo modo que les autes de fe y el tormento, como una cosa que pertences a la historia. Esto se explica, atendiend la que he residido siempre en una provincia dinde per fortuna hace ya bastantes años que no se ha aplicado. Conocia algunos detalles de la ejecución de los reos solo por referencia de los viejes, a los quales no dejaba de mirar, cuando me lo contaban, con cierta admiración, mezclada de terror.

Requerdo que en la madrugada de un día de otoño frío y lluvloso, sali de mi pueblo para Madrid. Despedime de mi madre, y turbado y con-

movido como nunca lo había estado, bajé á escape la escalera en compañía de mi padre. Ambos marchábamos embozados hasta las cejas, no sé si por miedo al frío ó por no vernos las caras. Nuestros pasos resonaban profundamente en las calles solitarias. La luz triste y escasa del dia que comenzaba daba cierto aspecto de antorchas funerarias á los faroles que aún se hallaban encendidos, y las casas, dejando caer de sus tejados algunas gotas de lluvia, parecían llorar mi marcha. Al atravesar un campo situado á la salida de la población, me dijo mi padre: «Este es el sitio donde se ajusticiaba à los reos de muerte». Sentí un temblor igual al que corrió por mi cuerpo cuando vi al hombre del cajón verde. ¡Dios mío, qué lejos estaba en aquel momento mi corazón de estas escenas de horrorl

Pasé todo el día inquieto y nervioso escuchando el toque de la campanilla fúnebre por todas partes. Á la verdad, no puedo decidir si la campanilla sonaba realmente, ó eran mis oídos los que la hacían sonar. Compré cuantos papeles se vendían por las calles referentes al reo, y los devore con ansia. No me atreví, sin embargo, á pasar por delante de la cárcel para mirar la ventana de la estancia donde se hallaba, aunque me dijeron que había mucha gente por aquellos sitios. En cambio pasé varias veces por delante de la casa de su esposa. La desgraciada mujer había venido de

muchas leguas lejos, a solicitar el indulto, y alolaba en una casa sucia y miserable de uno de los barrios extremos de Madrid. Allá á la noche me senti fatigado, cual si hubiera pasado el día trabalando, cuando no hice otra cosa que errar distraido por las calles, y me acosté temprano. Tardé en conciliar el sueño, como sucede siempre que uno anda caviloso, y por dos ó tres veces, cuando va creia ganarlo, me despertó un gran estremecimiento parecido à la emoción que se experimenta al tocar el boton de una máquina eléctrica. Al fin me dormi. Asi como lo temia, toda la noche soné con patibulos y verdugos; mas no dejaron de ser bastante curiosos y significativos mis sueños, por lo cual, aunque me cueste trabajo, voy á trasladarlos al papel.

Soñé que me achacaban un gran crimen, y que ponían en seguimiento de mis pasos á toda la policía de Madrid. Mis tretas para burlar su persecución se redujeron á echarme á correr por la puerta de San Vicente hacia fuera, metiéndome en los lavaderos del Manzanares, donde me creí perfectamente seguro de las asechanzas de mis enemigos. Con efecto, estando allí muy tranquilo mirando correr el agua de jabón y viendo á las lavanderas colgar sus ropas en las cuerdas, dieron sobre mí el presidente del Consejo de Ministros, el de la Juventud Católica, el ministro de Fomento y el de Gracia y Justicia, los cuales inme-

diatamente me amarraron y me condujeron á la carcel. El ministro de Fomento propuso que se me llevara cogido por los pies y á la rastra, pero el presidente de la Juventud Católica hizo observar que se me iba á estropear la ropa, y fué desechada la proposición.

La carcel era un edificio grande, sólido y austero, con un crecido número de balcones y ventanas, cosa que me sorprendió, á pesar de la turbación de ánimo en que me hallaba, pues tenia la idea de que en las cárceles había poca ventilación. Me encerraron en un calabozo circular, sin ventana ninguna; de suerte que me vi sumido en la más completa oscuridad. Mas no se pasó mucho tiempo sin que se abriera la puerta de par en par, y entrara por ella un carcelero con una bujía encendida anunciándome que pronto llegaría el juez y el escribano. Aparecieron al fin estos dos varones, y fué extraordinaria mi sorpresa al encontrarme enfrente de dos señores que jugaban todas las tardes al billar conmigo en el café Suizo. Aparentaron no conocerme, é inmediatamente se pusieron à tomarme declaración, ofreciéndome antes algunos merengues con objeto, según decian, de que tuviese la voz más clara. El juez, que era de los dos el que mejor jugaba las carambolas de retroceso, después de haberme obligado á confesar una porción de crímenes á cual más horroroso, hizo un gesto muy expresivo á su compañero, llevándose

la mano al cuello y sacando al mismo tiempo la lengua. Yo tomé el gesto por donde más quemaba, y barrunté muy mal del asunto.

Á las dos horas poco más ó menos, tornaron á abrir la puerta, y entró el escribano á leerme la sentencia. No se me condenaba nada más que á morir en garrote vil, si bien en atención á que jugaba con mucha seguridad los recodos limpios, dejábase á mi arbitrio señalar el día de la ejecución. Por un instante tuve el intento de aplazar indefinidamente este día, juzgando que era muy joven para morir de modo tan desastroso; mas pronto revoqué mi acuerdo por motivos de delicadeza, y pedi se me ejecutara al día siguiente. Hay que confesar que tengo un sueño muy digno.

Una vez resuelto que me ejecutarían al dia siguiente, la única idea que se apoderó de mí fué la de morir con serenidad y entereza; y en efecto, demostré, al decir de todos los que me rodeaban, un gran carácter durante las horas de la capilla. Comí y dormí tranquilamente, y pasé algunos ratos departiendo con los redactores de La Correspondencia. De vez en cuando procuraba verter alguna frase bonita para que éstos la reprodujesen en su diario y las gentes admirasen mi valor.

Llegó por fin el instante terrible de emprender la marcha hacia la muerte, y yo la emprendí con la mayor sangre fría. En aquel momento lo que me embargó fué un gran sentimiento de vergüenza, y recuerdo que exclamé apretándome contra el sacerdote que marchaba á mi lado: «¡Ah, por Dios, que no me vean, que no me vean!» Hasta el instante de salir de la cárcel, no se me ocurrió que lba á hallarme frente á una muchedumbre de espectadores, y que algunos millares de ojos se irían á clavar sobre mi rostro con expresión de burla y desprecio. Este pensamiento hizo flaquear mi valor; me aterraba infinitamente más que la perspectiva del cadalso. Sentía dentro de mí fuerzas bastantes para mirar á la muerte cara á cara, y al mismo tiempo me contemplaba incapaz por entero de soportar la vista de un público curioso y hostil.

Congojado y muerto de vergüenza salí por la puerta de la cárcel entre un grupo de curas, soldados y carceleros. No quise levantar la vista del suelo, porque temía desfallecer; mas el silencio pavoroso y extraordinario que observé en torno mío, incitóme à alzar los ojos. ¡Qué sorpresa y que ventura! La calle estaba desierta. Fuera del cortejo que me rodeaba, ni una sola figura humana veíase cerca ni lejos. Los balcones y ventanas de las casas, así como las puertas de los comercios, se hallaban perfectamente cerrados. Los curas, soldados y carceleros, después de pasear la vista por el ámbito de la calle, mirábanse unos á otros con acentuada expresión de asombro. El único objeto que hería la vista en medio de esta

250 PARKETO FARACIO TALDES

se ando and a commage, miserable y fatidico que mo estimata entes de entran more al cielo. Apareco do como por un ele manto de nubes, tan ele quo no consegula elarlo por entero, semejante a una colona de encaje con fondo azul. El so del moto el andente pupila por los agujeros de esta celos a de nubes, ena el anico curioso que nos obseniata.

El camba a macrotara lettamente. Yo, sin atender a las extromaciones del clengo que iba á miliare asomada la cadera por la ventanilla explonado con los casas. Nada in un ser humano partecia el casa casas. Nada in un ser humano partecia el casa casas flaras de la población, distingulos niños que coman soficiales hacia la puerta de una casa desde la cual su madre les llamaba o gratis. Cuando pasamos por delante de esta casa la madre plos hips habian desaparecido. Un procimas alla tropaca nos con un hombre que llevada un saci cargado si pre la espalda, el cual, así que nos porcios dos la vuelta y echó á andar apresuradamente por una calle lateral, perdiéndose muy pronto de o sta.

Liegames, per uit me, a la vista del patíbulo situado en medio de un extenso campo. Allí fué mucho mayor mi serpresa. Ni en torno del patíbulo, ni en toda la tierra que alcanzaban los ojos, se veía tampoco una figura humana. Subí las escaleras del tablado, detenior dome a cada instante

para mirar alrededor, pues no acertaba á comprender lo que era aquello. El cielo presentaba un aspecto distinto. Su manto de nubes era más espeso; la vaporosa túnica de encaje había sido reemplazada por una cortina gris que cerraba herméticamente toda la bôveda celeste; el sol ya no tenía celosia por donde mirarnos. La llanura triste y oscura en que reposa Madrid exhalaba un vapor trasparente que concluía por aproximar la línea vaga y fina que cierra el horizonte. Los objetos ofrecianse indecisos y temblorosos, como si hubieran perdido sus contornos, y la luz se filtraba con trabajo por aquel cielo de algodón para sumirse luego en la tierra negra y húmeda. Respirábase en este ambiente espeso, que no hería apenas ruido alguno, cierta calma; pero una calma que oprimía en vez de refrescar el corazón.

Volví los ojos hacia la ciudad. La luz parecía que resbalaba sobre ella sin penetrarla. Sus mil torrecillas no tenían fuerza para romper enteramente la atmósfera opaca que las envolvia. Mirando más y más, observé que lentamente iban elevándose desde su seno hacia el firmamento un número infinito de pequeñas columnas de humo, las cuales al extenderse en el aire se abrazaban, y juntas subían á engrosar el ya tupido velo que ocultaba al sol. Aquellas columnas de humo me hicieron pensar en los hogares que debajo de ellas había, y todo lo comprendí en un instante. En

tomo de aquellos hogares humeantes moraban muchos seres que no habían tenido la curiosidad perversa de bajar a la calle para verme pasar, y que ahora tampoco rodeaban el patíbulo para verme morir. Me senti profundamente conmovido, La gratitud penetro en mi corazón como una luz del cielo, como un balsamo dulcísimo, y perdí por completo los pocos deseos que me ligaban a la vida. «Gracias, pueblo de Madrid, exclamé dirigiendome a la ciudad: gracias, pueblo generoso v culto, por no haber venido á gozar con el espectaculo de mi muerte ignominiosa. ¡Que hubieras ganado presenciando la suprema agonía de un infelial En este angustioso y solemne instante no has querido ennegrecer aún más mi situaci m, con la vergüenza y el oprobio. Tú naciste para algo mas que para ser ayudante del verdugo. Si hubieses llegado hasta aquí, si hubieses contemplado con refinada cruedad mi vergonzosa muerte, yo te juro que al tornar á casa no serían tan serenas tus miradas como lo son ahora, ni el beso de la hija o de la esposa te sabría tan dulce. Mi agonia te hubiera quitado el sosiego, te hubiera envenenado el alma por algunas horas. Tú has sabido vencer esa feroz v brutal curiosidad que pudiera impulsarte à presenciar mi muerte, porque has adivinado que degradándome á mí, te degradabas á ti mismo. Has sido misericordioso y humano, y has respetado tu propio corazón.

¡Gracias, noble pueblo, gracias, y que el Dios de los cielos te pague tu buena obra!»

Un torrente de lágrimas salió de mis ojos al pronunciar estas palabras: un torrente de lágrimas dulces, como son siempre las del agradecimiento. Después, más sereno y animoso, sentéme en el fatal banquillo, y seguí contemplando la ciudad, que empezaba á romper las brumas que la envolvían para recibir de nuevo las caricias del sol. Una mano ruda sujetó por un instante mi cabeza; un lienzo cubrió mis ojos; sentí mucha apretura en la garganta, y... desperté.

El cuello de la camisa me estaba apretando de un modo extraordinario. No hice más que soltar el botón y quedé otra vez profundamente dormido.





### LA ABEJA

PERIÓDICO CIENTÍFICO Y LITERARIO





#### LA ABEJA

PERIÓDICO CIENTÍFICO Y LITERARIO

o muchos días después de haber llegado á Madrid con el fin de seguir la carrera de leyes, fuí invi-

tado por uno de mis condiscípulos para entrar en cierta Academia ó Ateneo escolar, donde algunos jóvenes estudiosos se adiestraban en el arte de la elocuencia. Acepté con gusto la oferta; asisti algunos jueves á la sesión, y vencida la timidez natural del provinciano, llegué á intervenir en algún debate, si no con éxito lisonjero, por lo menos con la tolerancia benévola de mis consocios.

À los tres ó cuatro meses de instituída aquella sabia y nobilísima Sociedad, comprendimos la urgencia de tener un *órgano* en la prensa, y re-

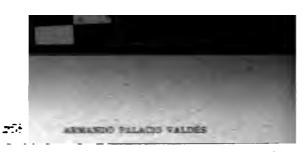

su un le montunent fundario. Habia de ser semana y trallarse la Arqua. Al efecto, vaciamos le puesible et mante de presidente (director rati, de periodici y nos puesmos de todo en todo a ele noemes da reasonant se constituyó en el miemo del de extenso que era el quarto de estual de una de ruesmos compañeros: una habimo elaguario das concie los sabados se aplantrarse a mos de al casa no puedendo por lo mismo real mos en este da

Discusiose anticamente el reglamento y se nombre aom o stractor y redactor en jefe. Yo que de de since reductor, pero encargado además de encarcamente de morestriy corregir las segundas crueras

He control of the messite dias y venidas y no pocos tratajos sallo alto La Hisja, que llevaba entre colos alto arto do mon storido acerca de Fetre II. Este atrodado en que se defendia la política del mondros español y se vindicaba su nomtre consultado almar la atención de las familias de los realictores y me vallo no pocas enhoratuenas.

pu de plucer tan intense experimentó aquel grupu de muchaches reunides en el cuarto aguardillado cuando el moro de la imprenta depositó en el suelo un fardo de Hógias. Fui comisionado para men hasoa de mendedores. En menos de una hora reuni treinta é cuarenta chicos en el portal de la casa; pero se negaron resueltamente á dar un cuarto por el nuevo periódico. Después de vacilar mucho, ardiendo en deseos de oirnos pregonados por las calles, nos decidimos á darlo de balde, aunque sólo por una vez». Los chicos, tomando los puñados de ejemplares que yo les repartía embargado de emoción, se echaron á correr gritando: «¡El primer número de La Abeja, periódico científico y literario, á dos cuartos!»

Seguiles para ver el efecto que causaba su aparición «en el estadio de la prensa» (así se decía en el artículo de entrada). Corría como un gamo, aunque disimuladamente, para no perderlos de vista. ¡Cómo me saltaba el corazón! Los gritos de los muchachos herían mis oídos con dulzura inefable; las calles se mostraban más animadas que de ordinario; los semblantes de los transeuntes parecían más alegres; el cielo estaba más azul; el sol brillaba con más fuerza. Esperaba que la gente se disputase los ejemplares como pan bendito (¡el titulo era tan llamativo!). Pero nada; ni un solo transeunte detuvo el paso para decir: «¡Eh, chis, chis, venga La Abeja, muchacho!»

Los chicos corrían, corrían siempre gritando furiosamente, y yo los seguía jadeante. La hoguera de mi entusiasmo se iba apagando á medida que entraba en calor. Aquel enjambre de Abejas cientificas y literarias que zumbaba por los sitios céntricos no despertaba simpatía en el público; al

contrario, todos las huian, cual si temiesen que les ... asen el aguijón. En la calle de Carretas, a allero gordo con barba de cazo compró un eremplar. Me senti enternecido; de buen grado le hubrese dado un abrazo; no se me olvidó jamás la rison imua de aquel hombre. Más tarde me acometille, deser vanidoso de distinguirme entre mis compañeros: llame a tres o cuatro muchachos que me den seran por haber recibido el periódico de mis manis, y les ordené que gritaran: «El primer numero de La Abela, con la defensa de la politica de Felipe II en los Países Bajos». Contra lo que imaginaba, tampoco causó efecto el nuevo pregin. Silamente adverti que un grupo de jóvenes venia mendo y soltando chistes groseros á propietto de los Países. Bajos, lo que me obligó á revocar la orden.

Lastimado por la frialdad del público, que no sabia a que atribuir, no me acordé de ir á almorzani tan pronto la achacaba á la poca ó ninguna anción que hay en España á la literatura, como á la talta de anuncios. Unas veces pensaba que en a prima tera no es conveniente fundar periódicos; stras me entregaba á la superstición imaginando que no debimos comenzar á imprimir el nuestro en martes. Vi que mucha gente compraba una revista de timas y loterías, y esto me sugirió un un fin de amargas consideraciones. Cansado, mo-lido y triste me retiré a casa después de vagar

cuatro o cinco horas por las calles. Al pasar por la Puerta del Sol oí pregonar La Abeja à cuarto.

--«¡Ah, tunante!—grité ciego de colera, sacudiendo à un chiquillo por el cuello.—¡Bien se conoce que à ti no te ha costado nadal»—Aquella rebaja de precio me parecía una vergonzosa degradación.

Aunque la ilustrada redacción de La Abeja experimentó notable desengaño, no por eso desmayó. Pudo más en sus dignos individuos el noble deseo de la gloria que el afán de lucro. Habíamos gastado algunos cuartos, es verdad, pero en cambio habíamos salido á la luz de la publicidad y visto nuestros pensamientos en letras de molde y con la firma al pie. Para que el segundo número se imprimiese fué necesario repartir un nuevo dividendo pasivo á los socios, que se impusieron con gusto este sacrificio pecuniario.

No fué más afortunado el segundo número de La Abeja en su aspecto económico. Los chicos persistían en la idea funesta de no soltar un cuarto por aquel periódico; si querían dárselo de balde, bueno; si no, queden ustedes con Dios.

El amor á la gloria venció de nuevo al sórdido interés, y lo entregamos graciosamente á los desvergonzados pilluelos, que se reían de nuestra inexperiencia.

Tales sacrificios estaban compensados por ciertos deleites no comprendidos sino de quien los

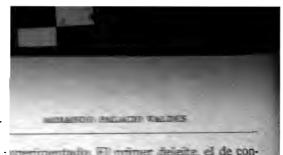

aperimentados. El grimer delette, el de cono affaire train a same of a train of the same units in in a numer. The area is a remine, y por Compensarios a rester de la gerra. Cuando en-Turante in le lacis, programa del armario del attentiation to term situs instrumniahamos unas . Lin ille international sur rifera en mailera henchiin in the smalling, it goes inexplicable the manually miliable meson ser morally fisi-... / sormanies desdeñosamente al vulgo que nue nuceana. Nue parena imposible que los concumentes tamasan de orde nost que no fuese La ville a gravitationnaista que tentan la honra de ha-Cares Carva de sus recaptores. Ademas, joon qué nomi, regionji, ni, declamis a nuestras respectias patricias ai salicite casa: «Si alguien pregunna por mo depor e que estop en la redacción... ya este leteim et la relacción. Y la boca, al proterri esta palatreja magica, se nos hacía almibar, como cuentan que le acaecia a cierto santo cuando pronunciaha el nombre de Maria.

Il efectivamente, en la aguardillada redacción passiblemos la mayor parte, casi todas las horas de muestra existencia. No que estuviésemos escribiendo todo el tiempo ni mucho menos, pero había otros quehaceres auxiliares del periodismo, que no por ser materiales dejaban de participar de su alteza; sea ejemplo el arte delicado de cortar, escribir y pegar las fajas, en el que sobresalíamos

casi todos, y el no menos noble y exquisito de pegar los sellos con la propia saliva, en el que ya quedaban algunos rezagados, seco y exhausto el gaznate.

Para un periódico semanal, y no de gran magnitud, la verdad es que bastaban los diez y nueve redactores que habíamos tenido el honor de fundarlo. ¿Con qué objeto, pues, se habían otorgado plazas de redactores honorarios á una porción considerable de muchachos? Sin duda para satisfacer cada cual los deseos de algún amigo; compromisos personales que no se pueden eludir, y, sin embargo, esta tolerancia produjo á la postre funestos resultados. El cuarto destinado á redacción y administración no era tan amplio que consintiese la permanencia en él de tanta gente. Desde por la mañana bien temprano comenzaban á entrar escritores, y como ninguno salía, la consecuencia era que al poco rato el local se atestaba y los redactores zumbaban como verdaderas y genuinas abejas en una colmena; se codeaban, se estrujaban è impedian de todo punto la entrada de los compañeros que llegaban tarde. Redactor hubo que en ocho dias no logró poner los pies en la oficina.

¡Quién nos dijera que tan presto había de morir un periódico destinado á ser \*vigoroso adalid de la ciencia y campeón infatigable de la cultura patria \* (palabras textuales del programa firmado



#### WHALTS NUMBER TAXABLE

and obstante, que la constante de un persona de la constante del con

Emilia demostrando

la demostrando

la demostrando

la demostranda ma
la demostranda, y

la demostranda la ma
la demostranda la suntos

la demostranda los per
la demostranda la mani
la demostranda la mani
la demostranda la mani
la demostranda la ma
la demostranda la demostranda la ma
la demostranda la demos

to de dates, manifescomo a opinion gecomo a opinion gecomo a como tabla muchas como a como porte una de ellas como a como tesas sobre el chorro

de la ciencia que había adquirido tres días antes. El contrario repuso que mientras los grandes historiadores no lo autorizasen, consideraba una estupidez el sostener idea tan absurda. Yo expuse con sangre fría y sonrisa impertinente las razones que tenía para opinar de esta manera. El partidario de la crueldad de D. Pedro, viéndose acorralado, no encontró mejor recurso para salir del paso que descargar un tremendo mojicón en la faz insolente del campeón de la justicia. Gran alboroto en la colmena. Replico yo á mi adversario con idénticos argumentos. Los redactores se reparten en dos bandos, y se entabla una batalla donde menudean los puñetazos y coscorrones; ruedan las sillas, caen las mesas, quiébranse los vidrios de algunos cuadros, y hasta hubo quien apoderándose de las tijeras de recortar sueltos, formó círculo en torno suyo y esparció el terror entre los contendientes.

Mas he aquí que en el marco de la puerta aparece la figura severa é imponente de la doncella de la casa. Calmáronse las olas; silencio sepulcral; todos los rostros vueltos hacia aquella nueva cabeza de Medusa.

—¿Se creen, por lo visto, que no hay nadie en casa más que ustedes? ¿No saben ustedes que la señorita está delicada?... ¿Qué escándalo es éste?... ¿No saben ustedes que el señor prohibió que se haga ruido?...

===

Name se unempro à responder à estas tremen-

La numeria se nignu pesser una mirada arroparte pur num a ramanante pero la detuvo llena de numer y ne nuiera al legar al hijo de los duefue ne a mesa.

—Canom. Mi señorior sengrando por las namess... Tumarces... "Grandjas"... ;Fuera de aqui món el mumbr.... Fillera nomo esta no la quiero yo en nass.... Fuera.... Fuera...

Il an afecto, ai ilustrado cuerpo de redacción de La chiga, herido, ascumendo, arrojado ignominosamente de su santuario por una miserable sirviente, hajo as ascaleras a toda prisa, se disolvió ai llegar a la balle, se aspartio por Madrid y nunca mas volvos a juntarise.



#### EL CRIMEN DE LA CALLE DE LA PERSEGUIDA

-





### El crimen de la calle de la Perseguida.

out donde usted me ve soy un asesino.

—¿Cómo es eso, D. Elias? pregunté riendo, mientras le llenaba la copa de cerveza.

Don Elías es el individuo más bondadoso, más sufrido y disciplinado con que cuenta el cuerpo de Telégrafos; incapaz de declararse en huelga, aunque el director le mande cepillarle los panta-lones.

—Sí, señor... hay circunstancias en la vida... llega un momento en que el hombre más pacifico...

—Á ver, á ver; cuente usted eso—dije picado de curiosidad.

-Fué en el invierno del 78. Había quedado excedente por reforma, v me fui á vivir á O... con una hija que alli tengo casada. Mi vida era demasiado buena: comer, pasear, dormir. Algunas veces ayudaba á mi yerno, que está empleado en el Ayuntamiento, á copiar las minutas del secretario. Cenábamos invariablemente á las ocho. Después de acostar à mi nieta, que entonces tenia tres años y hoy es una moza gallarda, rubia, metida en carnes, de esas que à usted le gustan (yo bajé los ojos modestamente y bebí un trago de cerveza), me iba á hacer la tertulia á D.ª Nieves, una señora viuda que vive sola en la calle de la Perseguida, á quien debe mi verno su empleo. Habita una casa de su propiedad, grande, antigua, de un solo piso, con portalón obscuro y escalera de piedra. Solía ir también por allá don Gerardo Piquero, que había sido administrador de la Aduana de Puerto Rico y estaba jubilado. Se murió hace dos años el pobre. Iba á las nueve: yo nunca llegaba hasta después de las nueve y media. En cambio, á las diez y media en punto levantaba tiendas, mientras yo acostumbraba á quedarme hasta las once o algo más.

Cierta noche me despedí, como de costumbre, á estas horas. Doña Nieves es muy económica, y se trata á lo pobre, aunque posee hacienda bastante para regalarse y vivir como gran señora. No ponía luz alguna para alumbrar la escalera y el portal. Cuando D. Gerardo ó yo saliamos, la criada alumbraba con el quinqué de la cocina desde lo alto. En cuanto cerrábamos la puerta del portal, cerraba ella la del piso y nos dejaba casi en tinieblas; porque la luz que entraba de la calle era escasisima.

Al dar el primer paso sentí lo que se llama vulgarmente un cale; esto es, me metieron con un fuerte golpe el sombrero de copa hasta las narices. El miedo me paralizó y me dejé caer contra la pared. Creí escuchar risas, y un poco repuesto del susto me saqué el sombrero.

—¿Quién va?—dije dando á mi voz acento formidable y amenazador,

Nadie respondió. Pasaron por mi imaginación rápidamente varios supuestos, ¿Tratarían de robarme? ¿Querrían algunos pilluelos divertirse á mi costa? ¿Sería un amigo bromista? Tomé la resolución de salir inmediatamente, porque la puerta estaba libre. Al llegar al medio del portal, me dieron un fuerte azote en las nalgas con la palma de la mano, y un grupo de cinco ó seis hombres me tapó al mismo tiempo la puerta.—¡Socorro!—grité con voz apagada, retrocediendo de nuevo hacia la pared. Los hombres comenzaron á brincar delante de mí, gesticulando de modo extravagante. Mi terror había llegado al colmo.

—¿Dónde vas á estas horas, ladrón?—dijo uno de ellos. -Irá á robar á algún muerto. Es el médico-dijo otro.

Entonces cruzó por mi mente la sospecha de que estaban borrachos, y recobrándome, exclamé con fuerza:

-¡Fuera canalla! Dejadme paso ó mato uno.

Al mismo tiempo enarbolé el bastón de hierro que me había regalado un maestro de la Fábrica de armas y que acostumbraba á llevar por las noches.

Los hombres, sin hacer caso, siguieron bailando ante mí y ejecutando los mismos gestos desatinados. Pude observar á la tenue claridad que entraba de la calle que ponían siempre por delante uno como más fuerte ó resuelto, detrás del cual los otros se guarecían.

- -;Fueral-volví á gritar, haciendo molinete con el bastón.
- --¡Ríndete, perro!---me respondieron, sin detenerse en su baile fantástico.

Ya no me cupo duda: estaban ebrios. Por esto y porque en sus manos no brillaba arma alguna, me tranquilicé relativamente. Bajé el bastón, y procurando dar á mis palabras acento de autoridad, les dije:

- —¡Vaya, vaya; poca guasa! Á ver si me dejáis paso.
- --¡Ríndete, perro! ¿Vas á chupar la sangre de los muertos? ¿Vas á cortar alguna pierna? ¡Arran-

carle una oreja! ¡Sacarle un ojo! ¡Tirarle por las narices!

Tales fueron las voces que salieron del grupo en contestación á mi requisitoria. Al mismo tiempo avanzaron más hacia mi. Uno de ellos, no el que venía delante, sino otro, extendió el brazo por encima del hombro del primero y me agarró de las narices y me dió un fuerte tirón que me hizo lanzar un grito de dolor. Di un salto de través porque mis espaldas tocaban casi á la pared, y logré apartarme un poco de ellos; y alzando el bastón, lo descargué ciego de cólera sobre el que venía delante. Cayó pesadamente al suelo sin decir jay! Los demás huyeron.

Quede solo y aguardé anhelante que el herido se quejase ó se moviese. Nada; ni un gemido, ni el más leve movimiento. Entonces me vino la idea de que pude matarlo. El bastón era realmente pesado, y yo he tenido toda la vida la manía de la gimnasia. Me apresuré, con mano temblorosa, á sacar la caja de cerillas y encendí un fósforo...

No puedo describirle lo que en aquel instante pasó por mi. Tendido en el suelo, boca arriba, yacía un hombre muerto. ¡Muerto, síl Claramente vi pintada la muerte en su rostro pálido. El fósforo me cayó de los dedos y quedé otra vez en tinieblas. No le ví más que un momento, pero la visión fué tan intensa que ni un pormenor se me

escapó. Era corpulento, la barba negra y enmarañada, la nariz grande y aguileña; vestía blusa azul, pantalones de color y alpargatas; en la cabeza llevaba boina negra. Parecía un obrero de la fábrica de armas, un armero, como allí suele decirse.

Puedo afirmarle, sin mentir, que las cosas que pensé en un segundo, alli, en la obscuridad, no tendría tiempo á pensarlas ahora en un día entero. Vi con perfecta claridad lo que iba á suceder. La muerte de aquel hombre divulgada en seguida por la ciudad; la policía echándome mano; la consternación de mi verno, los desmayos de mi hija, los gritos de mi nietecita; luego la cárcel, el proceso arrastrándose perezosamente al través de los meses y acaso de los años; la dificultad de probar que había sido en defensa propia; la acusación del tiscal llamándome asesino, como siempre acaece en estos casos; la defensa de mi abogado alegando mis honrados antecedentes; luego la sentencia de la Sala absolviéndome quizá, quizá condenándome á presidio.

De un salto me planté en la calle y corrí hasta la esquina: pero alli me hice cargo de que venía sin sombrero y me volví. Penetré de nuevo en el portal, con gran repugnancia y miedo. Encendí otro fósforo y eché una mirada oblicua á mi víctima con la esperanza de verle alentar. Nada; allí estaba en el mismo sitio, rígido, amarillo, sin una

gota de sangre en el rostro, lo cual me hizo pensar que había muerto de conmoción cerebral. Busqué el sombrero, metí por él la mano cerrada para desarrugarlo, me lo puse y salí.

Pero esta vez me guardé de correr. El instinto de conservación se había apoderado de mí por completo, y me sugirió todos los medios de evadir la justicia. Me ceñí á la pared por el lado de la sombra, y haciendo el menor ruido con los pasos, doblé pronto la esquina de la calle de la Perseguida, entré en la de San Joaquín y caminé la vuelta de mi casa. Procure dar á mis pasos todo el sosiego y compostura posibles. Mas he aquí que en la calle de Altavilla, cuando ya me iba serenando, se acerca de improviso un guardía del ayuntamiento.

- Don Elías, ¿tendrá usted la bondad de decirme?...

No oí más. El salto que di fué tan grande, que me separé algunas varas del esbirro. Luego, sin mirarle, emprendí una carrera desesperada, loca, al través de las calles. Llegué á las afueras de la ciudad y allí me detuve jadeante y sudoroso. Acudió á mí la reflexión. ¡Qué barbaridad había hechol Aquel guardia me conocía. Lo más probable es que viniese á preguntarme algo referente á mi yerno. Mi conducta extravagante le había llenado de asombro. Pensaría que estaba loco; pero á la mañana siguiente, cuando se tuviese noticia del

ommen seguramente concebina sospechas y daría pama del necho al pued. Mo sudor se tornó frío de recente.

l'amine attemate hacta mi casa y no tardé en estar a esta est entrar se me ocumó una idea fein Fil derecht a mi marti, guarde el bastón de membren e larmani vicime amb de junco que poseia. Ville a sale Mi nya abudib a la puerta sororeni da Interte ana tita con un amigo en el Casin. V efect amente, me ding a caso largo haqui este sitti. Todavia se hallaban reunidos en la sala contigua à miliar unos quantos de los que formatan la tertulia de ultima hora. Me senté al lait, ie e. 18. aparente quen numbr, estuve jaraher en excess wiprodure por todos los medios que se frasen en il ligero bastonello que llevaba en a manti li i copiana hasta convertirlo en un and the abotaball's pantalones, lo blandia à guisa de la rete trouva den e en la espalda de los tertulo e tieta preguntaries qualquier cosa, lo dejaba paer a suell. En fin, no quedo nada que hacer.

l'acridi al milla tertulia se deshizo y en la calle me separe de mis compañeros, estaba un poco más socialid. Pero al llegar la casa y quedarme solo en el cuarti, se apoder « de miluna tristeza mortal. O originardi que aquella treta no serviría más que para acravar un estabol ni en el caso de que las econocias recapiesen sobre mil Me desnudé maquinalmente y permaneci sentado al borde de la cama

larguísimo rato, absorto en mis pensamientos tenebrosos. Al cabo el frío me obligó á acostarme.

No pude cerrar los ojos. Me revolqué mil veces entre las sábanas, presa de fatal desasosiego, de un terror que el silencio y la soledad hacían más cruel. Á cada instante esperaba oir aldabonazos en la puerta, y los pasos de la policía en la escalera. Al amanecer, sin embargo, me rindió el sueño; mejor dicho, un pesado letargo, del cual me sacó la voz de mi hija:

- —Que ya son las diez, padre. ¡Qué ojeroso está ustedl ¡Ha pasado mala noche?
- —Al contrario, he dormido divinamente—me apresuré á responder.

No me fiaba ni de mi hija. Luego añadí afectando naturalidad:

- -¿Ha venido ya El Eco del Comercio?
- -¡Andal ¡Ya lo creo!
- -Tráemelo.

Aguardé á que mi hija saliese, y desdoblé el periódico con mano trémula. Recorrilo todo con ojos ansiosos sin ver nada. De pronto lei en letras gordas: El crimen de la calle de la Perseguida, y quedé helado por el terror. Me fijé un poco más. Había sido una alucinación. Era un artículo titulado El criterio de los padres de la provincia. Al fin, haciendo un esfuerzo supremo para serenarme, pude leer la sección de gacetillas, donde hallé una que decía:



288

#### «Suceso extraño.

Los enfermeros del Hospital Provincial tienen la costumbre censurable de servirse de los alienados pacificos que hay en aquel manicomio para diferentes comisiones, entre ellas la de transportar los cadáveres á la sala de autopsia. Ayer noche cuatro dementes, desempeñando este servicio, encontraron abierta la puerta del patio que da acceso al parque de San Ildefonso y se fugaron por ella, llevándose el cadáver. Inmediatamente que el señor administrador del Hospital tuvo noticia del hecho, despachó varios emisarios en su busca, pero fueron inútiles sus gestiones. A la una de la madrugada se presentaron en el Hospital los mismos locos, pero sin el cadáver. Este fué hallado por el sereno de la calle de la Perseguida en el portal de la señora D.ª Nieves Menéndez. Rogamos al señor decano del Hospital Provincial que tome medidas para que no se repitan estos hechos escandalosos.>

Dejé caer el periódico de las manos, y fuí acometido de una risa convulsiva que degeneró en ataque de nervios.

- —¡De modo que había usted matado á un muerto?
  - -Precisamente.

# EL POTRO DEL SEÑOR CURA





# El potro del señor cura.

ucнos habrán conocido como yo al cura de Arbín, y habrán tenido ocasión de admirar su carác-

ter bondadoso y nobilisimo, la sencillez de sus costumbres y cierta inocencia de espíritu que sólo otorga Dios á los que elige para sí: por donde era estimado y querido de todos. Habitaba en su casa rectoral á dos tiros de piedra del pueblo, servido por una criada vieja y un criado no menos añoso. Había también un mastín, que nadie recordaba cuándo había sido cachorro, y un caballo que había entrado en su poder hacía más de veinte años cerrado ya, al decir de los peritos. Como D. Pedro, que así se llamaba el cura, pasaba bien de los setenta, con razón podía decirse que aque-



The substitute is recorded

cur in the runt in turn, and pur el « pomonths was a submitted. Further to make all leaston comchange a least of any massive an mote que per ten e ten et reist. El cotte de la burla int a reservoir interes in the contract of aquel tientici el espirit, mus numinazion y despreoutrai utraita itribita a parroquia Su verand the limit from the seed of designabal su niem de la muera. Habia sido tine in the entree error characters le vi. todos ile parte de la seconomia de la se habian manal of these Merterial managements as conde de de la companie in the first of the contract and the que no osain in er in in die grote etne saar media hora unter costs of the cost use partiquias inmein the Sub-district section by conceedor como Hudis de lugue il sia con si a l'honon reunia parnas illerantas ou la sir estambili, par su amo como una d'afai l'a briad s'oresaliente de este preefficielle miller in millestiente, la spériedad. Como illi e da viera, que daba el prado de mansos la comia casi toda una vaca de leche que el cura poseill el desuraciado Pichin velase necesitado a vagar los nueve meses del año por trochas y calieias viendo crecer la yerba para comérsela mucho antes de ser talluda. Ningún rocín, antiguo ó moderno, anduvo jamás á la gramática con tan feliz aprovechamiento; porque su cuarto trasero estaba siempre redondo y lucio como si se hallara á pupilo en casa de algún marqués. Tanto que, más de una vez, le preguntaron al cura si lo alimentaba con paja y cebada. ¡Cebada el Pichón! Había oido hablar de ella en alguna ocasión; pero verla, nunca.

Como si no fuesen bastantes estas prendas, to-davía el Pichón era poseedor de otra muy estimable: una memoria prodigiosa. En cuanto el señor cura de Arbín se detenía una vez en cualquier casa de los contornos, al pasar de nuevo por allí el Pichón paraba en firme como invitándole á apearse. Claro está que tratándose de la casa de la hermana del párroco, que vivia en Felechosa, y de la del cura del Pino, con quien aquél tenia empeñada hacía muchos años una partida permanente de brisca, el caballo no solamente se paraba, sino que iba derecho á la cuadra.

Mas el Pichón, sin motivo alguno razonable, tenía muchos enemigos en el pueblo, unos declarados, otros encubiertos. Los cuales, no hallando sitio por donde combatirle en lucha franca, le hacían una guerra sorda é insidiosa: le atacaban por la vejez. ¡Como si no hubiéramos todos de llegar á ella bajo pena de la vida! según pensaba el cuadrúpedo muy acertadamente. Principiaron por dar-



The Control Palacet Talbés

The schape contact and scharselas de scharselas de successivation de la vista de servicio de successivation de successiv

s instanti con appositie, sus contrarios le and the same records. Decreating the una vez en en ancer al cura encima, y que and the second of the second and a palos. . L. mad a sucedido era que en trans a saria, conce su amo había and a single of the single habian dado una and the analysis of the debilidad le es mismo los licentes chistosos, y muen en eutrotizaban chan-a compact score este tema. Con lo 10 No. 10 a poser de su paciencia bien reco-No contra considera a conterse irritadísimo. con la constant de la cobre animal control of the season of a spile tan mal le quieran? acces mas se casañaba era Xuan de Manolín. and se susual el cara a caballo por delante de su anche que no saliese a la puerta a soltar alguna

de sus habituales ocurrencias; si es que ya no tenia de la brida al jaco y, mostrándose primero muy fino, no concluía por bajarle el befo y preguntar con aparente candidez:

-¿Está cerrado ya, señor cura?

Los parroquianos, que también salían á la puerta, con ésta y otras agudezas por el estilo, se morían de risa, y D. Pedro se marchaba amoscado y murmurando pestes.

Finalmente, tan acosado se vió por la cantaleta de sus feligreses, en la que también tomaban parte sus compañeros los párrocos de los lugares inmediatos cuando se reunía con ellos en alguna fiesta, que resolvió deshacerse del caballo, aunque le costase un disgusto serio. No obstante, cuando llegó la feria de la Ascensión, donde pensaba llevarlo, flaqueó y estuvo muy cerca de volverse atrás. Pero había soltado ya la especie delante de algunos vecínos. Toda la parroquia sabía su resolución y aplaudía. ¡Qué dirían si al cabo se quedase otra vez con el Pichón!

Melancólico y acongojado, montó el cura en él una mañana, y paso entre paso, se plantó en Oviedo. Según se acercaba á la ciudad, le iban punzando más y más los remordimientos. Por vueltas que se diera al asunto, y aunque se presentasen numerosos ejemplos de este caso, la verdad es que no dejaba de ser una ingratitud vender al pobre Pichón después de veinte años de



### The second of th

LINESLANDO LA CORRECTION DESCRIPTION DE LA COMPANSION DE

Locality for partic Electric Section

Locality For particle

Section Control and particle

Control and particl

Control of the contro

..... 23.---

día casi todo el ganado caballar de la provincia de León.

Dicho y hecho. Cuando llegó la época, aprovechando la mula de un arriero amigo que iba á León con su recua, tomó la derrota de la villa de Boñar por el puerto de San Isidro. Allí sucedía lo contrario que en Oviedo. Las bestias estaban caras. Menos de cuarenta duros no había modo de mercar caballería que sirviese. En cuarenta y tres, y el correspondiente alboroque, se hizo dueño nuestro cura de un caballo alazán tostado, no muy vivo de genio, pero seguro y firme, que no había quien le semejase en toda la ribera del Esla, ni aun en la del Órbigo, al decir de los tratantes que se lo vendían. Y así debía de ser; porque don Pedro recordaba aquel refrán castellano: «alazán tostado antes muerto que cansado».

Caballero en él dió otra vez la vuelta para su pueblo, pasando por Lillo é Isoba y atravesando las abruptas angosturas del San Isidro. Caminaba alegre y satisfecho de su compra, porque el animal sufría bien aquellas cuestas agrias, y sobre todo no se espantaba, cosa que era la que más temia. Mas al llegar á Felechosa sucedióle un caso que le maravilló en extremo. Y fué que, tratando de apearse un instante en casa de su hermana, el caballo se fué por sí solo en derechura á la cuadra.

—¡Vaya un olfato el de este animall—exclamó el cura, entrando en la casa.

Y el gozo le salia por los poros.

Detúvose alli más de la cuenta, y echándola de lo que le faltaba, comprendió que era imposible narar en el Pino á jugar una brisca con el cura. Mas al llegar aquí experimentó nuevo y mayor asombro. El caballo, á pesar de los tirones de cabezón y vardascazos, resistióse á seguir por el camino real, y desviándose un poquito se dirigió a casa del párroco, y entró en la cuadra.

-: Prodigioso, cáscaras, prodigiosol-murmuró el cura abriendo mucho los ojos.

Y en gracia de aquel instinto admirable no le hostigó más, y se bajó á saludar á su amigo.

Cuando llegó al pueblo era ya noche cerrada, por lo cual no pudo ser visto y admirado de los vecinos el precioso é inteligente animal. Pero al día siguiente se personaron en el establo algunos de ellos, y después de visto, le reputaron por buen caballo, y dieron á su amo mil plácemes por la compra.

- —¡Es un jaco de lo *devino*, señor cura! Ya tiene montura hasta que se muéra.
- —¡Acabara de echar de casa aquel trasto viejo, que si á mano viene un día le dejaba mayormente á pie en el mesmo camino!

El cura mostrábase alegre con las norabuenas; pero aquel recuerdo del Pichón le impresionaba todavía malamente.

Transcurrieron cinco ó seis días sin que D. Pe-

dro tuviese necesidad de montar su nuevo caballo, al cabo de los cuales mandó al criado que lo limpiase y enjaezase, pues pensaba ir á Mieres. El doméstico se le presentó á los pocos momentos diciéndole:

- —¿Sabe, señor cura, que el León (así se llamaba el jaco) tiene unas manchas blancas que no se pueden quitar?
- —Limpia bien, borrego, limpia bien; se habrá rozado con la pared.

Por más que hizo no logró que desaparecieran. Entonces el cura, enojado, le dijo:

—Convéncete, Manuel, de que ya no tienes puños. Vas á ver ahora cómo se marchan en seguida.

Y despojándose de la sotana y echando hacia arriba las mangas de la camisa, tomó el cepillo y el rascador y él mismo se puso á limpiarlo. Mas sus esperanzas quedaron fallidas. Las manchas no sólo no desaparecían, sino que se iban haciendo cada vez mayores.

—Á ver, trae agua caliente y jabón—dijo al fin sudoroso y despechado.

¡Aquí fué ella! El agua quedó teñida al instante de rojo, y las manchas blancas del caballo se extendieron de tal modo que casi le tapaban el cuerpo.

En resumen, tanto fregaron por él, que al cabo de media hora había desaparecido el alazán, quedando en su lugar un caballo blanco. THE REPORT OF THE PROPERTY OF

TO THE REPORT OF THE PARTY OF T

CONTROL OF THE PROPERTY OF A P

.

the street with the same of th

TO TO LEE CAMERA TO TABLE AND TABLE

e nuncius nunculais. E e e estima e suman



# FCLIFEMO









## POLIFEMO

bre Polifemo, era un hombre feroz, que gastaba levita larga, pantalón

de cuadros y sombrero de copa de alas anchurosas, reviradas. Estatura gigantesca, paso rigido, imponente, enormes bigotes blancos, voz de trueno y corazón de bronce. Pero aún más que esto, infundía pavor y grima la mirada torva, sedienta de sangre, de su ojo único. El coronel era tuerto. En la guerra de África había dado muerte á muchísimos moros, y se había gozado en arrancarles las entrañas aún palpitantes. Esto creíamos al menos ciegamente todos los chicos que al salir de la escuela íbamos à jugar al parque de San Francisco, en la muy noble y heroica ciudad de Oviedo.



THE STATE OF PARAMETERS

and the late of the methidicamente, los and the control of the con

— Distributions a disted un secreto— dedid distributions que la acompañase en el paseo.— La compañase con el chico de did distribution qui ere dasarse con el chico

The list second solutionarian quantos se hallaser und solution dustis un redorda.

servicio de la contra del la contra del la contra del la contra de la

recía estar allí únicamente para abrir, ahora uno, después otro, todos los registros que la voz del coronel poseía. ¡Cuántas veces, oyendo aquellos gritos terribles, fragorosos, viendo su ademán airado y su ojo encendido, pensamos que iba á arrojarse sobre el desgraciado sacerdote que había tenido la imprevisión de acercarse á él!

Este hombre pavoroso tenía un sobrino de ocho ó diez años, como nosotros. ¡Desdichado! No podiamos verle en el paseo sin sentir hacia él compasión infinita. Andando el tiempo he visto á un domador de fieras introducir un cordero en la jaula del león. Tal impresión me produjo, como la de Gasparito Toledano paseando con su tio. No entendíamos cómo aquel infeliz muchacho podía conservar el apetito y desempeñar regularmente sus funciones vitales, cómo no enfermaba del corazón ó moría consumido por una fiebre lenta. Si transcurrían algunos días sin que apareciese por el parque, la misma duda agitaba nuestros corazones. ¿Se lo habrá merendado ya?» Y cuando al cabo le hallábamos sano y salvo en cualquier sitio, experimentábamos á la par sorpresa y consuelo. Pero estábamos seguros de que un día ú otro concluiría por ser victima de algún capricho sanguinario de Polifemo.

Lo raro del caso era que Gasparito no ofrecía en su rostro vivaracho aquellos signos de terror y abatimiento que debían de ser los únicos en él im35 amon seaso reads

d contraru britaba constantemente en

The control pure too dejaba estution of the sum of the translata con la
tion of the sum of the translata con la
tion of the sum of the translata of the
tion of the sum of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the sum of the
tion of the sum of the sum of the sum of the
tion of the sum of the

sia su komini a ne ismuri era poseeconta de inicia misma incurso a Era un hercurci o grande suelto, viconta de Muley,
conta de mondelo sacriconta de mondelo sacriconta de conta de mondelo sacriconta de conta de con

in the second se

era posible hacerlo, sin peligro de que el coronel lo advirtiese, nos disputábamos el honor de regalarle con pan, bizcocho, queso y otras golosinas que nuestras mamás nos daban para merendar. El Muley lo aceptaba todo con no fingido regocijo, v nos daba muestras inequívocas de simpatía y reconocimiento. Mas á fin de que se vea hasta que punto eran nobles y desinteresados los sentimientos de este memorable can, y para que sirva de ejemplo perdurable á perros y hombres, diré que no mostraba más afecto á quien más le regalaba. Solía jugar con nosotros algunas veces (en provincias y en aquel tiempo entre los niños no existian clases sociales) un pobrecito hospiciano, llamado Andrés, que nada podía darle, porque nada tenía. Pues bien, las preferencias de Muley estaban por él. (Los rabotazos más vivos, las carocas más subidas y vehementes à él se consagraban, en menoscabo de los demás.) ¡Qué ejemplo para cualquier diputado de la mayoría!

¿Adivinaba el Muley que aquel niño desvalido, siempre silencioso y triste, necesitaba más de su cariño que nosotros? Lo ignoro; pero así parecía.

Por su parte, Andresito había llegado á concebir una verdadera pasión por este animal. Cuando nos hallábamos jugando en lo más alto del parque al marro ó á las chapas, y se presentaba por allí de improviso el Muley, ya se sabía, llanum mentak min dak ji denas de zozokan da mentak di despetano. Como de mentak di dikung dismetan de la de mentak di di denas di Solas.

:

Lincoln sumu or reflete, se llevó

de service per inusta el Hospicio,

se derimina a l'inclusa y no

de l'inclusa de l'inclusa y no

de l'inclusa de l'inclusa sansfedhismo.

de l'inclusa de l'inclusa

Solution of the these escapatotions of units to the presentation of dar the solution of the presentate.
Solution of selections of the presentate.

stata a tretto e taspidano. En cal de l'emise el l'illey à cal asa l'amb a plaante que cal attache de los corredotros primero, el cocinero después, le habian hablado siempre con el látigo en la mano. Durmieron abrazados como dos novios. Allá al amanecer, el niño sintió el escozor de un palo que el cocinero le había dado en la espalda la tarde anterior. Se despojó de la camisa:

—Mira, Muley—dijo en voz baja mostrándole el cardenal.

El perro, más compasivo que el hombre, lamió su carne amoratada.

Luego que abrieron las puertas, lo soltó. El Muley corrió á casa de su dueño; pero á la tarde ya estaba en el parque dispuesto á seguir á Andresito. Volvieron á dormir juntos aquella noche y la siguiente, y la otra también. Pero la dicha es breve en este mundo. Andresito era feliz al borde de una sima.

Una tarde, hallándonos todos en apretado grupo jugando á los botones, oímos detrás dos formidables estampidos.

-¡Alto! ¡Alto!

Todas las cabezas se volvieron como movidas por un resorte. Frente á nosotros se alzaba la talla ciclópea del coronel Toledano.

-¿Quién de vosotros es el pilluelo que secuestra mi perro todas las noches, vamos á ver?

Silencio sepulcral en la asamblea. El terror nos tiene clavados, rígidos, como si fuéramos de palo. Otra vez sonó la trompeta del juicio final. — Julian es el secuestration ¿Quién es el banu par altuen es el miserable...

El priardente de Priffemo nos devoraba á uno en pre de ruro. El Muley, que le acompañaba, nos miraba también con los suyos, leales, inocentes, y mo da el rabo vertiginosamente en señal de inquietud.

Entinces Andresto, mas pálido que la cera, adelanto un paso y dijo:

- -No culpe a nadie, señor. Yo he sido.
- -: limi
- Que he sido yo—regido el chico en voz más alta.
- Hilla i Has sidi tul—dijo el coronel sonriendo fer omente.— Vi tu no sabes à quién pertenece este permit

Andresiti permanecio mudo.

- No sabes de quien est—volvió à preguntar a grandes grands.
  - -Si. sefior.
  - Jumih.. Habla mas alto.

Y se ponia la mano en la oreja para reforzar su pabellin.

- Jue si señor.
- —¿De quien es, ramos à ver?
- -Del sehir Polifemo.

Cerré los ojos. Creo que mis compañeros debieron hacer otro tanto. Cuando los abrí, pensé que Andresillo estaria ya borrado del libro de los vivos. No fué así, por fortuna. El coronel le miraba fijamente, con más curiosidad que cólera.

- -¿Y por qué te lo llevas?
- —Porque es mi amigo y me quiere—dijo el niño con voz firme.

El coronel volvió á mirarle fijamente.

—Está bien—dijo al cabo.—¡Pues cuidado con que otra vez te lo lleves! Si lo haces, ten por seguro que te arranco las orejas.

Y giró majestuosamente sobre los talones. Pero antes de dar un paso, se llevó la mano al chaleco, sacó una moneda de medio duro, y dijo volviéndose:

—Toma, guárdatelo para dulces. ¡Pero cuidado con que vuelvas á secuestrar el perrol ¡Cuidado!

Y se alejó. Á los cuatro ó cinco pasos ocurriósele volver la cabeza. Andresito había dejado caer la moneda al suelo, y sollozaba, tapándose la cara con las manos. El coronel se volvió rápidamente.

- -¿Estás llorando? ¿Por qué? No llores, hijo
- —Porque le quiero mucho... porque es el único que me quiere en el mundo—gimió Andrés.
- -¿Pues de quién eres hijo?-preguntó el coronel sorprendido.
  - -Soy de la Inclusa.
  - -¿Cómo?-gritó Polifemo.

## -Sov hospiciano.

Entonces vimos al coronel demudarse. Abalanzose al niño, le separó las manos de la cara, le enjugó las lágrimas con su pañuelo, le abrazó, le besó, repitiendo con agitación:

—¡Perdona, hijo mio, perdonal No hagas caso de lo que te he dicho... Llévate el perro cuando se te antoje... Tenlo contigo el tiempo que quieras, ¿sabes?... Todo el tiempo que quieras...

Y después que le hubo serenado con estas y otras razones, proferidas con un registro de voz que nosotros no sospechábamos en él, se fué de nuevo al paseo, volviéndose repetidas veces para gritarle:

—Puedes llevartelo cuando quieras, ¿sabes, hijo mior... Cuando quieras...

Dios me perdone; pero juraria haber visto una lágrima en el ojo sangriento de Polifemo.

Andresillo se alejaba corriendo, seguido de su amigo, que ladraba de gozo.



# LOS PURITANOS



.



# LOS PURITANOS

(NOVELA)

RA un caballero fino, distinguido, de fisonomía ingenua y simpática. No tenía motivo para negarme á re-

cibirle en mi habitación algunos días. El dueño de la fonda me lo presentó como un antiguo huésped á quien debía muchas atenciones. Si me negaba á compartir con él mi cuarto, se vería en la precisión de despedirle por tener toda la casa ocupada, lo cual sentía extremadamente.

—Pues si no ha de estar en Madrid más que unos cuantos días, y no tiene horas extraordinarias de acostarse y levantarse, no hay inconveniente en que usted le ponga una cama en el gabinete... Pero cuidado... ¡sin ejemplar!...

:::

-Describe isceri señonto, no volveré á moestar e con estas empaparas. Lo hago únicamente porque Di Famor no vaya a parar á otra casa. Orea isceri que es una cuena persona, un santo, y que no la nocimidada poco no mucho.

Il us file in erosi. En les ouince dias que don Partie esta in en Maar i mi tuve razón para arreremains de ma contessenciencia. Era el fénix de lis compatients de caletta. Si volvia à casa más tance one you entranally se apostaba con tal cautela que nunta me despenti. Si se retiraba más temprant, me aguardaba levendo para que pudiese appstarme sin tempri de hacer ruido. Por las mañanas nunca se despertaba hasta que me oía tiser i miverme en la cama. Vivia cerca de Vatencial en una casa de campo, y solo venia á Maind coando algun asunto lo exigia: en esta ocasiun era para gestionar el ascenso de un hijo, registrador de la propiedad. À pesar de que este hijo tenia la misma edad que vo. D. Ramón no pasaba de los cinquenta años, lo qual hacía presumir, como así era en efecto, que se había casado bastante joven.

Y no decía de ser feo, ni mucho menos, en aquella época. Aún ahora con su elevada estatura, la barba gris rizosa y bien cortada, los ojos animados y brillantes y el cutis sin arrugas, sería aceptado por muchas mujeres con preferencia á otros galanes si mesinos.

Tenia, lo mismo que yo, la manía de cantar ó canturriar al tiempo de lavarse. Pero observé al cabo de pocos dias que, aunque tomaba y soltaba con indiferencia distintos trozos de ópera y zarzuela deshaciéndolos y pulverizándolos entre resoplidos y gruñidos, el pasaje que con más ardor acometía y más à menudo, era uno de Los Puritanos: me parece que pertenecía al aria de barítono en el primer acto. D. Ramón no sabía la letra sino à medias, pero lo cantaba con el mismo entusiasmo que si la supiera. Empezaba siempre:

Il sogno beato de pace e contento ti, ro, ri, ra, ri, ro, ti, ro, ri, ra, ri, ro.

Necesitaba seguir tarareando hasta llegar á otros dos versos que decían;

La dolce memoria de un tenero amore.

Sobre los cuales se apoyaba sin cesar hasta concluir el allegro.

—¡Hola! D. Ramón—le dije un día desde la cama,—parece que le gusta á usted Los Puritanos.

—Muchísimo: es una de las óperas que más me gustan. Daría cualquier cosa por conocer un instrumento para poder tocarla toda. ¡Qué dulzura hay en ella! ¡Qué inspiración! Estas son óperas y ésta es música. ¡Parece mentira que ustedes se

entusiasmen con esa algarabia alemana que sólo serve para hacer dormin... A mi me gustan con pasion todas las operas de Bellini: El Pirata, Sonambula. Norma pero sobre todas ellas Los Puritanos... Tengo además razones particulares para que me guste mas que ninguna otra—añadió bajando la voz.

- —¡Ole, ole, D. Ramin!—exclamé incorporándome de un salto y poniéndome los calcetines: vengan esas razones.
- —Son tenterías de la juventud... cuestión de amores—contesto ruborizándose un poco.
- —Pues cuente usted esas tonterías. Me muero por ellas. No lo puedo remediar, me gustan más esas cosas que la reforma de la ley Hipotecaria de que usted me habió ayer.
  - —¡Ai fin poeta!
  - -No soy poeta. D. Ramon; soy critico.
- —Pues me había dicho el amo que era usted poeta... De todas maneras, se lo contaré ya que usted tiene curiosidad... Verá usted cómo es una tontería que no merece la pena... ¡Pero vistase usted, criatura, que se está helando!

El año de cincuenta y ocho vine á Madrid con una comisión del Ayuntamiento de Valencia para gestionar la rebaja de la cuota de consumos. Tenía yo entonces... eso es, veintinueve años; y ya hacía siete cumplidos que estaba casado. Es una barbaridad casarse tan joven. Aunque no tengo motivo para arrepentirme, no aconsejaré á nadie que lo haga. Vine á parar á esta misma casa, esto es, á la misma posada; la casa estaba entonces situada en la calle del Barquillo. En aquella época, bueno será que le advierta que me complacía en andar muy lechugino ó sietemesino, como ustedes dicen ahora, cosa que tenía siempre escamada á mi pobre mujer. ¿Para qué te compones tanto, hombre de Dios? ¿Vas de conquista? ¡Quién sabel contestaba riendo y dejándola un poco enojada. No es malo tener á las mujeres un si es no es celosas.

Una tarde, una hermosa tarde de invierno, de las que sólo se ven en este Madrid, salí de casa después de almorzar con el objeto de hacer algunas visitas y también para espaciarme por esas calles de Dios. Iba caminando lentamente por la de las Infantas, meditando sobre el plan de la noche ó sea el modo de pasarla más divertido, y saboreando un buen cigarro habano, cuando de pronto ¡zas! recibo un fuerte golpe en la cabeza que me hace vacilar. El flamante sombrero de copa fué rodando por un lado y el cigarro por otro. Cuando me recobré del susto, lo primero que vi á mis pies fué una enorme muñeca fresca, sonrosada y en camisa.

Esta buena pieza es la que ha causado el destrozo, dije para mis adentros, lanzándole una mirada iracunda que la muñeca aparentó no communica de presumir que ella como en la como el como en la como en

 de se estata de pre en el balcón de de de des estates atomito, consternado.
 de de de decorre años.

minada de espanto y congoja cambia mindror, y en vez de estas como tenía determinada una soumsa galante. Puede ser como assas somisa haya intervendo a prechamente la belleza nada

The service of the service and a service and the service of the service and agrees or service and the service

siones. Alcéla en alto y la mostré á su dueño haciéndole seña de que iba á subir para entregarsela. Y sin más dilaciones entro en el portal, subo la escalera y tomo el cordón de la campanilla... Ya está abierta la puerta. Mi lindo agresor asoma su rostro trigueño, gracioso, lleno de vida y frescura, y extiende sus manos diminutas, en las cuales deposito respetuosamente á la muñeca desmayada. Quise hablar, para dar mayor seguridad de que no era nada lo que había pasado, que la muñeca conservaba integros sus miembros, y yo lo mismo, y que celebraba la ocasión de conocer una niña tan hermosa y tan simpática, etc., etc. Nada de esto fué posible. La chica murmuró confusamente « muchas gracias», y se apresuró á cerrar la puerta, dejándome con el discurso en el cuerpo.

Salgo á la calle un poco disgustado, como cualquier otro orador en el mismo caso, y sigo mi camino, no sin volver repetidas veces la cabeza hacia el balcón. Á los treinta ó cuarenta pasos observo que está la niña asomada, y me paro y le envío una sonrisa y un saludo ceremonioso. Esta vez contesta, aunque ligeramente, pero se apresura á retirarse. ¡Cuidado que era linda aquella niña! Al llegar al extremo de la calle sentí la necesidad imperiosa de verla otra vez, y di la vuelta, no sin percibir cierta vergüenza en el fondo del corazón, pues ni mi edad, ni mi estado, me

## :::

## ARNANDO FALACIO VALDES

non companies informalidades; mucho

The dy sin verla, me dije, y pian casear la calle sin perder de casear la calle sin perder de casear la calle sin perder de casear la casear la casear que un cadear la casear l

constituente de cuarta vez por constituente la gentil chiquiconstituente de sorpresa, musca encantadora, se echó

o nos os hombres y qué inoo, estas asuntos! ¿Querrá o estas asuntos! ¿Querrá o estas asuntos! ¿Querrá o estas asuntos sin perder uno o estas!

defe la calle de las con un amigo. Mas al día con un amigo. Mas al día con premoditación, auntimo acerté a pasar por con Mi gentil agre-

que pudo distinguirme, y se retiró antes de que pasase por delante de la casa. Como usted puede suponer, esto, lejos de hacerme desistir, me animó á quedarme petrificado en la esquina de la primer bocacalle, en contemplación extática. No pasaron cuatro minutos sin que viese asomar una naricita nacarada, que se retiró al momento velozmente, volvió á asomarse á los dos minutos y volvió á retirarse, asomóse al minuto otra vez y se retiró de nuevo. Cuando se cansó de tales maniobras, se asomó por entero y me miró fijamente por un buen rato, cual si tratase de demostrar que no me tenía miedo alguno. Entonces se generalizó por entrambas partes un fuego graneado de miradas, acompañado, por lo que á mí respecta, de una multitud de sonrisas, saludos y otros proyectiles mortiferos, que debieron causar notables estragos en el enemigo. Éste á la media hora oyó sin duda en la sala el toque de « alto el fuego », y se retiró cerra ndo el balcón. No necesitaré decirle que por más que me sintiese avergonzado de aquella aventura, seguí dando vueltas á la misma hora por la calle, y que el tiroteo era cada vez más intenso y animado. Á los tres ó cuatro días me decidí á arrancar una hoja de la cartera y á escribir estas palabras: Me gusta usted muchisimo. Envolví una moneda de dos cuartos en la hoja, y aprovechando la ocasión de no pasar nadie, después de hacerle seña de que se retirase, la arrojé al



NO. ARMANDO PALATRI VALDES

taleur. Le ma septiente cuando pasé por allí, vi caso una tenta de papel que me apresuré à recoger y cestionar l'ecta asi, en una letra inglesa, crecina neura con muiori cuidad y el papel rayado tara de tracer. Les horactes me gusta à mi no cres par parça de mañado era de mi ermanita.

Aunque sonne: a leen el billete amoroso, no iej de dausarme sensamin dulte y amable, que main traitt. Tuza situa a otta melancollica, al recontrat que me estaban prohibidas para siempre tales a enturas. Aquel dia mi chiquita no salió al Para ni sin il ila averginzada de su condescencancia percia siguiente la halle dispuesta y aparejada al o mitate de mitadas, señas y sonrisas, ulle ha ni escasearon por ambas partes. Una hara mas iuraha todas las tardes este juego, hasta que se ha llamar y se retiraba apresuradamente. Le pregunte por señas si salia de paseo, y me contesti que sir vien efecto, un día aguardé en la calle hasta las cuatro y la vi sali en comnafila de una señora, que debía de ser su mamá, tr de des hermanités, Seguiles al Retiro, aunque à respetable distancia, porque me hubiera causado mucha verguenza el que la mamá se enterase. La chiquilla, con menos prudencia, volvia á cada instante la cabeza y me dirigía sonrisas, que me tenían en continuo sobresalto. Al fin volvimos á casa en paz. Á todo esto, vo no sabía cómo se llamaba, y á fin de averiguarlo escribí la pregunta en otra hoja de la cartera; ¿Cômo se llama usted? La chica contestó en la misma letra inglesa y crecida, con el papel rayado: Me llamo Teresa no crea ustez por Dios que juego con muñecas.

Diez ó doce días se transcurrieron de esta suerte. Teresa me parecía cada día más linda, y lo era en efecto, porque según he averiguado en el curso de mi vida, no hay pintura, raso ni brocado que hermosee tanto á la mujer como el amor. Le pregunté repetidas veces si podía hablar con ella, y siempre me contestó que era de todo punto imposible: si la mamá llegaba á saber algo ¡adiós balcón! Empecé á sospechar que me iba enamorando y esto me traia inquieto. No podía pensar en aquella niña sin sentir profunda melancolía, como si personificase mi juventud, mis ensueños de oro, todas mis ilusiones, que para siempre estaban separados de mí por barrera infranqueable. Al mismo tiempo me acosaban los remordimientos. ¡Cuál sería el dolor de mi pobre mujer si llegase á averiguar que su marido andaba por la corte enamorando chiquillas! Un dia recibi carta suya, participándome que tenía á mi hijo menor un poco indispuesto, y rogandome que procurase arreglar los negocios y volviese pronto à casa. La noticia me produjo el disgusto que usted puede suponer; porque siempre he delirado por mis hijos. Y como si aquello fuese castigo providencial ó por lo menos advertencia saludable, después de grave y prolongada meditación, en que me eché en cara, sinpiedad, mi conducta infame y ridícula, canté sin rebozo el yo pecador y resolví obedecer á mi esposa inmediatamente. Para llevar á cabo este propósito. lo primero que se me ocurrió fué no acordarme más de Teresa, ni pasar siquiera por su calle, aunque fuese camino obligado: después, abreviar cuanto pudiese los asuntos. Según mis cálculos quedaría libre á los cinco ó seis días.

Ya no seguí, pues, la calle de las Infantas como acostumbraba después de almorzar, ni aun para ir á la de Valverde, donde vivían unos amigos. Por la noche, después de comer, como no había peligro de ver á Teresa, la cruzaba velozmente y sin echar una mirada á la casa.

Pasaron cuatro días. Ya no me acordaba de aquella niña, ó si me acordaba era de un modo vago, como la memoria de los días risueños de la juventud. Tenía casi ultimados mis negocios y andaba preocupado con la elección del día para marcharme. Será cosa, á más tardar, del viernes ó el sábado, me dije después de comer, encendiendo un cigarro y echándome á la calle. El ministro se había negado á rebajar la cuota del Ayuntamiento, lo cual me tenía muy disgustado. Pensando en lo que había de decir á mis colegas cuando me viese entre ellos, y en el modo mejor de explicarles la causa del fracaso, crucé la plaza del Rey y entré en la calle de las Infantas. La noche era es-

plendida y bastante templada. Llevaba abierto el gabán y caminaba lentamente gozando con voluptuosidad de la temperatura, del cigarro y de la seguridad de ver pronto á mi familia. Al pasar por delante de la casa de la niña me detuve y la contemplé un instante casi con indiferencia. Y segui adelante murmurando: «¡Qué chiquilla tan mona! ¡Lástima será que se la lleve un tunantel» Después me puse á reflexionar en lo fácil que me hubiera sido jugar una mala pasada al alcalde y alzarme con el cargo; pero no; hubiera sido una felonía. Por más que fuese un poco discolo y soberbio, al fin era amigo: tiempo me quedaba para ser alcalde. Pero cuando más embebido andaba en mis pensamientos y planes políticos, y cuando ya estaba próximo á doblar la esquina de la calle, he aqui que siento un brazo que se apoya en el mio y una voz que me dice:

-¿Va usted muy lejos?

-¡Teresa!

Los dos quedamos mudos por algunos instantes; yo contemplándola estupefacto; ella con la cabeza baja y sin abandonar mi brazo.

- -¿Pero dónde va usted á estas horas?
- —Me voy con usted—respondió alzando la cabeza y sonriendo como si dijese la cosa más natural del mundo.
  - →¿Á dónde?
  - -¡Qué sé yo! Donde usted quiera.

A SHEET PRINCES

Then there were esculptives de placer of the

- To all after the strategy

Ten de la la tertulia de la la tertulia de la tertu

e de la company de la company

- veri esta terra esta le pregunté

  de la constant mejor dicho, con la

  esta tan bien provis-
- to the result desprendiendose de mi

. ..... journine printi.

— justi in des usted.—le dije echándolo in de despedirse!... Per-

la nota en deliminda, volviò à tomar mi bra-, la miname e un buen rato en silencio. Yo iba, consando ensiosamente en lo que iba à decir y

en lo que iba á hacer. Al fin, Teresa lo rompió, preguntándome resueltamente:

- -¿No me dijo usted por carta que me queria?
- -¡Pues ya lo creo que la quiero à usted!
- —Entonces, ¿por qué ha dejado de venir à verme y de pasar por la calle de dia?
  - -Porque temía que su mamá...
- —Sí, sí; porque los hombres son todos muy ingratos y cuanto más se les quiere es peor... ¿Piensa usted que yo no lo sé?... Me ha tenido usted al balcón todas estas tardes esperándole; ¡pero que sí quieres!... Por la noche, detrás de los cristales, le veía pasar, muy serio, muy serio, sin mirar síquiera hacia mi casa... Yo decía: «¿Estará enfadado conmigo? ¿Por qué se habrá enfadado? ¿Será porque he cerrado el balcón á las tres menos cuarto?» En fin, todo me volvía cavilar, cavilar, sin sacar nada en limpio... Entonces dije: «Voy á darle un susto esta noche...»
  - -Ha sido un susto bien agradable.
- —Si no llega usted á pararse delante de mi casa y á quedarse mirando á los balcones, no salgo del portal... pero aquello me decidió.

Momento de pausa, en el cual me acudió á la mente un tropel de pensamientos que todavía me avergüenzan. Teresa volvió à mirarme fijamente.

- -¿Está usted contento?
- -¡Vaya!
- -¿Va usted à gusto conmigo?



- two name and made an alimando.
- and the second second
- - in theme usted table the haper ahora?

Entre remos a pasear. Cuando llegue la trea estada me le a a casa y mamá se figura cuando me tra entre casa primasa. Pero si le estado de casa primasa, digamelo estada me o atras estada.

sum un treste apretandine el brazo y tirándole sum una tre o la mano para encajarselo bien en un militaria con graciosa de cuara.

Service of the classeames can amigos, mo control of the classe classic le deje caer la mutica de constante de caer la middle de caer la mi

me describe the gueste usted mucho.

Ss. 10. 1800 pr. debt de haberle sido simpácon progras en la verdad es que tenía motivo por appresse far 180. Todavia quando usted sumon a comme a estada muerta de miedo y por eso como tan pronto la puerta... (Dichosa muñeca! Verde tan tabla que la tire contra el suelo y la parte de brance.

Dues no dece usted tratarla mal; al contra-

rio, debe usted conservarla como un recuerdo.

-¿Sabe usted que tiene razón? Si no hubiera sido por la muñeca no nos hubiéramos conocido... ni sería usted mi novio... porque tengo otro...

-¿Cómo otro?

—Es decir, ya no lo tengo: lo tenía... Es un primo que está empeñado en que le he de querer á la fuerza... No vaya usted á creer que es feo... al contrario, es guapo... pero á mí no me gusta.. No lo puedo remediar. Le dije que sí, porque me dió lástima un día que se echó á llorar.

Mientras conversábamos de esta suerte íbamos caminando sosegadamente por las calles, Para evitar el encuentro con cualquier pariente ó conocido de la niña, procuré seguir las menos principales. Teresa iba cogida á mi brazo como al de un antiguo amigo, hablando sin cesar, riendo, sacudiéndome à veces fuertemente y deteniéndose à lo mejor delante de un escaparate, para hacerme mirar cualquier chucheria. Su charla era un gorieo dulce, insinuante, que me conmovía y refrescaba el corazón. A impulso de ella se fué disipando poco á poco el tropel de pensamientos pérfidos que vagaba por mi cabeza. Sin saber de qué modo, también desaparecieron todos mis temores; me figuraba que aquella niña tenía algún parentesco conmigo, y no hallaba extraordinaria y peligrosa nuestra situación como al principio. Su

micemba era un reci espeso que nos impedía ver al masqui que comamos.

En plus demos me conti una infinidad de cosus. Em de laman no mar a mas que un año que estadad en lacino estad encies su papa ocupaba LT LT lember ten i die termanitos y una hermantali - tenta del taracter y costumbres de cada und de elle se entendo donsiderablemente; la termanta era muy buena mita amable y obemente peri les un des insufficies; todo el día gritando lensus ando la casa y peleandose. Su mamá e had a dadi junshidien soore ellos hasta para casticanes, terri ni, cuema usar de ella porque terna medicas que la meralesen el cariño; que la mama se arrez ara como pudiese. Después habló del papal que era muji senti, pero muy bueno. Lo un il que la tema apesadumbrada era que parecia querer mus a les emers que a ellas. La mamá, en camera mastraba predilección por las niñas. Habili despues de las primas de la calle de Fuencarra una era may conita, la otra graciosa solamente: las dos tenian novio, pero no valian cuatro quartisi chiquil is que todavía estudiaban en el Instituto. Peniani ademas, un hermano, que era el primo que había sido su novio; éste ya era bachiller visa estaba preparando para entrar en el colegio de Artilleria. De vez en cuando, en los cortos intervalos de silencio, levantaba graciosamente la cabeza, preguntándome:

—¿Va usted à gusto conmigo? ¿Le estorbo?

Y cuando me oía protestar vivamente contra semejante duda, su rostro expresivo se iluminaba de alegría y continuaba hablando.

Habíamos recorrido algunas calles. Ya puede usted imaginarse que vo iba gozando como los ángeles en el paraíso, y pendiente de los labios de aquella niña, que al referirme todas las nonadas infantiles de su vida, parecía infundir en mi alma encantada la ciencia de la dicha. Sin embargo, no podia desechar cierta vaga inquietud que turbaba mi alegría. Buscando manera de pasar las horas de que disponíamos más dignamente que vagando por las calles, tropezamos al bajar la cuesta de Santo Domingo con el Teatro Real. Al instante se me ocurrió la idea de entrar. Teresa la aceptó inmediatamente, y á fin de que no reparasen en nosotros, tomamos entradas de paraíso. Se cantaba Los Puritanos, y aquél rebosaba de gente; de suerte que nos costó algún trabajo introducirnos y escalar uno de los rincones; pero al cabo llegamos. Teresa se encontró admirablemente y me pagaba los trabajos que había pasado para llevarla hasta alli con mil sonrisas y palabras amables. Mientras subian el telón seguimos charlando, aunque muy bajito. Se había establecido entre nosotros una gran intimidad, y me abandonó una de sus manos que vo acariciaba embelesado. Cuando empezó la ópera dejó de charlar y se puso á aten-



der die deut diesemment dies eine met hizo sonrein to the control are an arranged vilos - itali - hara tusaa ret tabis ido al term milie men en vier de métodas inspira-Las la la mero la Bellin la massimen profunda The second of th Le munica in le comi el ficación degri el sublime umme de turnio a mure accamiando por lo mai — in the term is that gue termosol Desmuss maint to a time turns of rule missing en la escethe full to must mean the tenter of it tiple muy on the control of the control of vertal all barinot contract to the quein sumamende la gradición cumo el fin de lacto el tenor se ve an la made in la las moutana la reina y dejar of the contract of the contrac The second of the second of the second

- . iro li remo Estel que estaba obligado á in carrollo incomenta su reina quien se lo pedia.
- in the transfer of the second secon no tagento no que su que la primero siempre es la

No multie pie su arrandarle tan extraña teoría de la la still Despues que haj, el telon permaneumus at alim smu sino y me obligo a contarle mi rida y milaros, quantas norias había tenido, á cuish habia querido más, etc., etc. Ya comprenderà usted que necesité ensartar un sin fin de patrañas. Después, sin motivo alguno serio, manifestó rotundamente que todos los hombres eran ingratos. Yo me atreví á apuntar que había excepciones, pero no fué posible hacérselo reconocer.—
Usted será lo mismo que todos (anunció en tono profético y mirando á un punto del espacio); me querrá usted un poco de tiempo, y después... si te vi, no me acuerdo.

¡Qué rato tan delicioso y tan infernal á la vez me estaba haciendo pasar aquella niñal Para llevar la conversación á otro punto, le pregunté:

- -¿Cuántos años tiene usted? Hasta ahora no me lo ha dicho.
- —Tengo... tengo... mire usted, yo siempre digo que tengo catorce, pero la verdad es que no tengo más que trece y dos meses... ¿Y usted?
- —¡Una atrocidad! No me lo pregunte usted, que me da vergüenza.
- —¡Ah qué presuntuoso! ¡Si yo le he de querer lo mismo que tenga muchos que pocos!

En seguida me propuso que nos tratásemos de tú, pero después de aceptado se volvió atrás ofreciéndome que yo la tratase de tú y ella siguiese con el usted. No quise conformarme.

—Pues mire usted, yo no puedo hablarle de tú; me da mucha vergüenza... Pero, en fin, vamos å ensayar.

Del ensayo resultó que para evitar el pronombre daba la pobrecilla infinidad de rodeos y se metia en una serie interminable de perifrasis. Si se acentaraba à dirigirme un tú, lo hacía bajando la von y pasando como sobre ascuas.

Cuando empero el segundo acto, volvió à escachar atentamente. Mis ojos no se apartaban casi mana de su rostro; ella entornaba à menudo los says para dirigirme una sonrisa apretando al se riempo mi mano. Observé, no obstante, que se baba amortiguado un poco la viva expresión de sa Escocreia y que iba perdiendo aquella gracosa volubilidad del principio. Las sonrisas de sus nows se faccon haciendo tristes, y por la cándida buesto paso una rafaga de inquietud que comunico à su lindo restro infantil cierta grave expresión con an tende. Pareccia que en virtud de un miste-Hoso recomiento de su espíritu, la niña se transtremba en majer en pocos instantes. Dejó de species en mano y hasta retiró la suya. Volvi à caccala describinamente, pero al poco tiempo la

bil segundo acto había terminado. Al bajarse el solón mo bias mirar el reloj, y viendo las once, dipo que su necessario partir en seguida, porque á las coce y media, a más tardar, iba el criado á bascaria.

Salimos del teatro. La noche seguia tibia y esmellinda. À la puerta aguardaba una larga fila de coobea, que nos fue preciso evitar. Ya no había en las calles el movimiento de las primeras horas, pero con todo, seguimos las más solitarias. Teresa no quiso aceptar mi brazo como antes. Entonces me toco llevar la voz cantante, y le dije al oido mil requiebros y ternezas, explicandola por menudo el amor que me había inspirado y lo que había sufrido en los días en que no pasé por su calle: recordéle todos los pormenores, hasta los mas insignificantes, de nuestro conocimiento visual y epistolar, y le di cuenta de los vestidos que le había visto y de los adornos, á fin de que comprendiese la profunda impresión que me había causado. Nada replicaba á mi discurso; seguía caminando cabizbaja y preocupada, formando su actitud notable contraste con la que tenía tres horas antes al pasar por los mismos sitios. Cuando me detuve un instante à respirar, exclamó sin mirarme:

—Hice una cosa muy mala, muy mala, ¡Dios mío, si lo supiese papá!

Traté de probarle que su papá no podía enterarse de nada, porque llegaríamos demasiado temprano.

—De todas maneras, aunque papá no se entere, hice una cosa muy mala. Usted bien lo sabe, pero no quiere decirlo. ¿No es verdad que una niña bien educada no haría lo que yo hice esta noche?... ¡Si lo supiesen mis primas, que están deseando siempre cogerme en alguna falta!... Pero no piense usted... por Dios, que lo he hecho con

na persidentente. Ne costo mucho trabalo c martie men el fin la missegni elegiando su cara ter franco e sencillo e sa buen comania, y pr research y respectation siempre. Me his terr una dicerse de veces que no pensaba nad To the Control of the States of the Control of the of the least of the analysis of the a Le et et elementais una minita or the second managers Segretal & no medicami a ali signicia di dise y belid and the man a rank area are the first time. to the tention of the second second ार्य प्राची र प्राची छड़कार के पूर्व का वै is a common of presenting all gample oru o muni ir su mama gue **estaba ju** Control of the contro INCHES DE L'ANDE LE ROMAINE L'ESTE DOCETOS Lau suguramente. Nos casamamos
 Para suguramente a lesta para que os معتبد والمتراجين

menos de pedirle con vehemencia que me permitiese darle un beso. No fué posible. Ningún hombre la había besado hasta entonces; solamente su primo le había dado un beso á traición, pero le costó caro, porque le dejó caer dos vasos de limón sobre la cabeza: hasta en los juegos de prendas hacía que pusieran las manos delante, para que no le tocasen la cara con los labios. Pero cuando estuviésemos casados, ya sería otra cosa; entonces todos los besos que se me antojaran, aunque sospechaba que no se los pediría con tanto ardor como ahora.

Estábamos próximos ya á su casa. Los carruajes de la gente que volvía de las tertulias, al cruzar á nuestro lado, apagaban la voz de Teresa y le obligaban á esforzarla un poco. Las estrellas desde el cielo nos hacían guiños, como si nos invitasen á gozar apresuradamente de aquellos momentos felices, que no hábían de volver. Á lo lejos sólo se veían, como fuegos fatuos, los faroles de los serenos.

Llegamos por fin á casa. Delante de la puerta, Teresa volvió á hacerme jurar que no pensaba nada malo de ella, y que al día siguiente á las dos en punto de la tarde, me presentaría debajo de sus balcones.

- -Cuidado que no faltes.
- -No faltarė, preciosa.
- -¿A las dos en punto?

- $-\dot{A}$  las dos en punto.
- -Llama ahora con un golpe á la puerta.

Cogí la aldaba y di un golpe fuerte. Al poco rato se oyeron los pasos del portero.

—Ahora—dijo en voz bajita y temblorosa—dame un beso y escápate de prisa.

Al mismo tiempo me presentaba su cándida y rosada mejilla. Yo la tomé entre las manos y la apliqué un beso... dos... tres... cuatro... todos los que pude hasta que oí rechinar la llave. Y me alejé á paso largo.

Dejó de hablar D. Ramón.

- —¿Y después qué sucedió?—le pregunté con vivo interés.
- ---Nada, que aquella noche no pude dormir de remordimientos y al día siguiente tomé el tren para mi pueblo.
  - -: Sin ver á Teresa?
  - . Sin ver a Teresa.



## ÍNDICE

|                                             | Páginas. |
|---------------------------------------------|----------|
| El Retiro de Madrid:                        |          |
| Mañanas de Junio y Julio                    | 9        |
| El Estanque grande                          |          |
| La Casa de Fieras                           | 23       |
| El paseo de los coches                      | 29       |
| El Pájaro en la nieve (novela)              | 39       |
| La Academia de Jurisprudencia               | 63       |
| El Hombre de los patibulos                  | . 81     |
| - La Confesión de un crimen                 | 103      |
| La Biblioteca Nacional                      | 115      |
| El Drama de las bambalinas*                 |          |
| Lloviendo                                   | 143      |
| El Paseo de Recoletos                       | . 155    |
| La Castellana                               | . 163    |
| Los Mosquitos líricos.                      |          |
| El Último bohemio                           | . 195    |
| Los Amores de Clotilde (novela)             |          |
| El Profesor León                            | 231      |
| El Sueño de un reo de muerte                |          |
| La Abeja (periódico científico y literario) |          |
| El Crimen de la calle de la Perseguida      | 277      |
| El Potro del señor cura                     | 289      |
| Polifemo                                    | . 301    |
| Los Puritanos,                              | 313      |



. . . . •





864 P151s

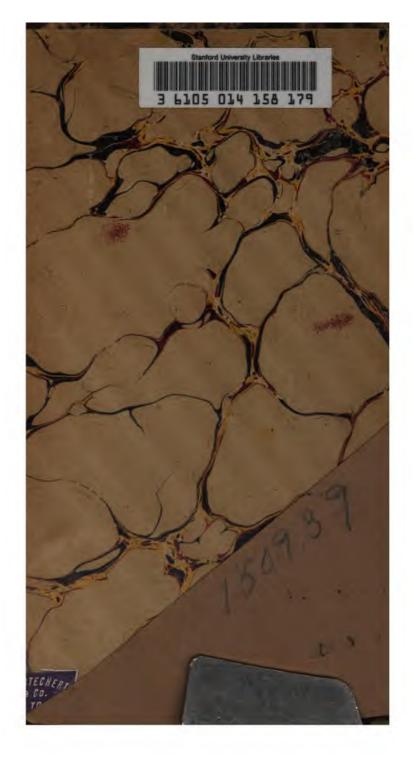

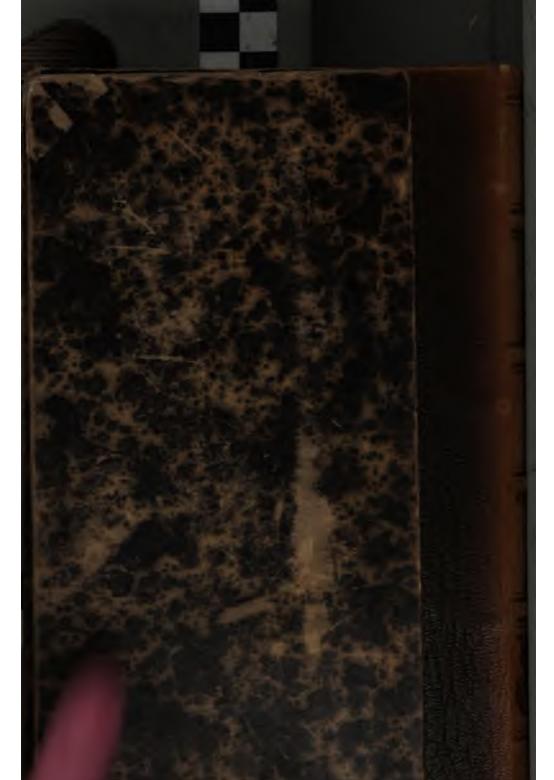